## COMEDIA FAMOSA.

# APOLO Y CLIMENE.

DE D. PEDRO CALDERON DE LA BARCA.

#### HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

Admeto, Rey, Barba. \*\*\* Climene, Sacerdotisa. \*\*\* Flora, Dama.

Apolo, Galan. \*\*\* Clicie, Dama. \*\*\* Sátiro, Villano, Gracioso.

Zéfiro, Galan. \*\*\* Cintia, Dama. \*\*\* Eridano, Viejo. Música.

Piton, Mágico, Barba. \*\*\* Lesbia, Dama. \*\*\* Acompañamiento.

### JORNADA PRIMERA.

Mutacion de fardin, y á los lados se verán dos bocas de gruta, y dicen dentro los primeros versos.

Clim. A del Templo, ha del Alcázar, ha del monte, ha de la selva:
Ninfas, que velais sus cláustros,
Guardas, que velais sus cercas,
traicion, traicion, acudid
todos.

Flora. De Climenea bella son las voces.

Damas. Qué esperamos
para ir á favorecerla?
Dent. uno. Traicion se oye en los Jardines,

alerta, Guardas. Guard. Alerta. Damas. A la gruta, al cenador. Guard. Al muro, al foso.

Sale Zéfiro Galan.

es mi muerte (ay infelice!)
si el asombro no me dexa
eleccion para encontrar
con la boca de la cueva,
y dexarla como estaba
de hojas y troncos cubierta!

Vase por la gruta cerrándola, y salen Climene, Sacerdotisa, Clicie, Cintia, Lesbia y Flora Damas, con arcos

y flechas. Clim Traicion, traicion, acudid con luces, arcos y flechas todas á mi voz. Damas. Señora, qué es esto? Clim. Absorta y suspensa apénas podré decirlo, y habré de decirlo apénas. Que me dexásedes sola os mandé, por si pudiera, ya que tranquila la noche daba á mis desdichas tregua, desahogar conmigo en esse Tardin la mortal tristeza de haber nacido á vivir sin vivir; pues mi primera cuna y último sepulcro su centro fué, sin que sea consuelo para no ser infausta prision estrecha, ver plareado el calabozo, ni dorada la cadena: pero esto ahora no es del caso, dov

doy al discurso la vuelta. Que me dexásedes sola mandé, y soltando la rienda al llanto, que como es fuego mi mal, con agua se templa; apénas para enxugarle, (no porque enxugarle quiera, sino porque reprimido vuelva á correr con mas fuerza) saqué un lienzo, quando (ay triste!) á la escasa luz, que densa concede el bulto, y retira el semblante, de entre aquellas intrincadas murtas veo, que hácia mi un bulto se acerca; ser ilusion al principio juzgué, de cuya sospecha me desengañó la voz, pues llegó diciendo: Era, imposible dueño mio, hora ya de que la seña Turbanse las 4. de ese blanco lienzo diese (como quien solo entre negras sombras dexa divisarse) á mis temores licencia para llegar á tus plantas? Bien, incautamente atenta á desentrañar quién fuese cómplice de igual ofensa, disimular quise; pero en vano, que á la primera palabra desconoció ó estilo ó metal: qué necia debe de ser en amor esta inutil diligencia de engañar al alma; pues ni la noche ni la media voz pudo hacer que sonase á cariño la cautela! Por entendido del yerro se dió, y con tal ligereza volvió la espalda, que tardo el viento en su competencia, ni tenerle ni seguirle pude; y siendo así, que encierra este Jardin al aleve amante, y á la que ciega sagrados cultos profanan, y ya que voces y quejas

han puesto en vela á las guardas, que todo el contorno cercan, dadme arco y flechas, no quede

arbol, flor, hoja, ni piedra, que no penetre el rencor, ó que el valor no transcienda; porque corriendo nosotras el Jardin, y el monte ellas, yendo á parar en sus manos, si es que escapa de las nuestras, el agresor no se ignore, la delinquente se sepa, y uno y otro de Diana torpe sacrificio sean, bien como Deidad que es de este Templo, Alcázar, monte y selva.

Cint. No, señora, no aventures tu vida tú, que quien entra tan resueltamente osado Detiénela. á este Jardin, sin que tema decretos del Rey, que á muerte le trae condenado, es fuerza que no sin mucho resguardo, á tanto peligro::- Clim. Suelta.

Desájese de ella, y pasa à Lesbia, que bablará turbada.

Lesb. Dice bien, porque si, quando, viendo, no, tú, que la lengua al pasmo de tanto insulto, con las razones no encuentra.

Da con Clicie, que estará llorando.
Clic. Yo, ni atenta á aquel temor,
ni á esta turbación atenta,
te animo ni desanimo:
solo sé que es mi tristeza
tal, que á no brotar en llanto,
me matara su violencia.

Para de ella, y da con Flora.

Flor. Ni el temor de una, ni de otra la turbacion ó terneza te acobarde: yo contigo iré, y seré la primera, segun el rencor, la ira y cólera que en mí engendra tanto ofendido decoro, que su aleve sangre vierta.

Clic. No sé de estos quatro afectos ap. que inferir: medrosa tiembla

Cin-

Cintia al buscarle: turbada Lesbia enmudece: suspensa Clicie enternecida llora, v Flora animada alienta: quál será de aquestos quatro extremos (si es que entre ellas la cómplice está) el que mas ó la condene ó la absuelva? esto es para mas de espacio. Todas las razones vuestras no han de suspender mis iras: la que se atreviere venga conmigo. Flor. Mal puedo yo dexar de ser, quando expuesta á morir en desagravio de tu honor estoy resuelta.

Clic. Yo tambien, por mas que el susto la llave á mi llanto tuerza.

Cint. Y yo, que el temor es uno, y otro, que el temor me venza. Lesb. Ni a mi, que la turbacion graba, pero no amedrenta. Clim. Pues decid todas, porque

las guardas esten en vela::-Las 4. Traicion hay en los Jardines, alerta, guardas, alerta.

Todos. Traicion hay en los Jardines, alerta, guardas, alerta.

Guard. Al muro, al foso. Damas. Ala gruta, à la fuence. Vanse.

Sale Sátiro Villano, armado ridiculamente. Satir. A la taberna

dixera yo, que es la Ermita donde sus lámparas ceban los Feligreses de Baco, à quien como tal es fuerza que acuda hoy en la afficcion de que á dar sobre mi venga todo este escándalo. O nunca aquesta maldita lengua, que en su vida calló cosa, á Zéfiro dicho hubiera de estos conductos del agua la oculta mina secreta, que va à los Jardines! Nunca, como Jardinero que era antes que Pastor, hubiese cubierto en falso de yedras la gruta en que dan! Y nunca,

en fin, á su Dama bella, á quien, por su agricultura, fué facil la diligencia, llevara el papel de aviso con la seña y contraseña para conocerse! Pero quién pudo hacer resistencia á dos tentaciones? una, que es la que me hizo mas fuerza, chismar el secreto, y otra, que à quien se le chismee sea Zefiro, en quien la codicia pactó con la conveniencia. Mas (ay de mil) que entre une y otro, es preciso que tema, habiendo escuchado voces dentro del Jardin, y fuera estruendo de gentes y armas, que algun desman le acontezca, con que dé todo el secreto al traste, si en él le encuentran, y es él por quien todos dicen::-Dent. Zesir. Qué es esto, fortuna adversa? Satir. Pero no es esta su voz? Sale Zéfiro por la boca de la gruta, opuesta

à la que entro. Zefir. Te cansaste de que hubiera una dicha para mi?

Satir. Zefiro ? Zefir. Quien es quien llega, sabiendo ese nombre? Satir. Quién puede ser, sino quien sepa que tú solo de esa sima salir à estas horas puedas?

Zefir. Satiro: Satir.Si. Zefir. Pues qué haces aqui? Satir. Las voces diversas me sacaron de la choza, en te de que, aunque me vean, con decir que vengo á darles favor, salvo la sospecha; y como siempre el cuidado guia donde se rezela, hácia aqui vine: qué ha habido?

Zefir. La fuga corre mas priesa, que la relacion: la boca me ayuda á cerrar con esta peña, que la disimula en brozas de grama y yerba, no diga, ya que hizo el daño, de el la causa. Satir. Diligencia

Az

Apolo y Climene.

precisa es, para que boca que yo manejo enmudezca; y que enseñada á mis mañas, á voces no diga::-

Al ir á levantar una como losa, disparan en lo alto un tiro, y suena terremoto, y caen los dos como asustados.

En lo alto una voz. Muera

precipitado á los montes
quien á la Deidad suprema
se atteve á ofender. Zefir. Qué es esto?

Satir. Esto es dar conmigo en tierra
la voz de un trueno, que al ir
á despavilarla, dexa

á buenas noches la noche. (gras Zefir. Quién de un instante á otro, en nepavorosas sombras vió

la faz de la Luna envuelta?
Satir. Yo, por señas de que aun no
lo puedo decir por señas.

Zefir. Sin duda (ay de mí!) sin duda, llevándose tras sí á ciegas las tropas de los Luceros, las huestes de las Estrellas, bien como casta, Diana de mí ofendida se venga.

Satir. No señor, que para tí
y para mí no moviera
tanto aparato una Diosa;
fuera de que si eso fuera,
no errara el tiro: otra causa
en las celestes Esferas
debe de haber, pues no solo
se oye rumor de violenta
tempestad, pero de armas,
como que encuentros de guerra
entre sí mueven los Dioses.

Terremoto, caxas y trompetas en lo alto.
Zesir. Bien esa razon me diera
que discurrir, si al oido
(sea verdad ó ilusion sea)
el idioma de aquel trueno

parte, á la trémula luz que relámpagos dispensan, gente se vé. Satir. Peor es esto; las guardas que ya andan cerca, mos han descubierto. Zesto. Ménos

importa que hallen abierta
la sima, que no que á mí
me conozcan; diga ella
la traicion, mas no el traidor.
Retírare entre las quiebras
mas intricadas de aquellos
incultos riscos. Satir. Prudencia
es escoger de dos daños
el menor.

Zefir. No sé qual sea menor, supuesto que iguales dicen los unos::-

Dentro voces. A aquella
parte se mueven las ramas.

Zefir. Y los otros dicen::En lo alto una voz. Muera
precipitado á los montes.

Zefir. Con que en arma Cielo y tierra.

Zefir. Con que en arma Cielo y tierra, todo es horfores. Vase.

Cae Apolo de lo alto en un pescante, como que baxa despeñado.

Apol. En vano lidiar con su competencia contra los rayos de acero los rayos de luz intentan. O Júpiter, ya que airado de tu imperio me destierras, y por un noble delito, del dia el carro me niegas, tomándote tú el gobierno de su pértigo, en mi ausencia, porque ya estás enseñado, forzándome á que parezca en trage y persona humano, negado á todas las ciencias, que me acreditaron Dios, me arrojas y me despeñas, á donde mas pavorosa la noche á estas horas reyna! Mas ay! que si muera dixo el rigor de su sentencia, y yo por Deidad no puedo morir, bien, para que sea cierto el decreto, me priva de la luz en consequencia de que la muerte civil del ánimo, es la que trueca, á contrario de las dichas, el linage de las penas,

bien

bien como el dia á la noche, y la luz á las tinieblas. Qué region, qué patria, qué monte será el que en sus breñas me admita? Mas (ay de mí!) que no solo mis tragedias quieren que el Cielo me falte, mas que me falte la tierra, pues en segundo despeño voy á dar: qué horror! qué pena! qué abismo!

Cae en la boca de la mina, y dice los últimos versos en lo baxo, y salen Climene, Clicie, Cintia, Lesbia, y Flora.

Clim. Qué confusion,
qué furia, qué rabia es esta,
que habiéndome elado el pecho,
à la imitacion del Etna,
por entre incendios de nieve,
copos de llama rebienta?

Lesb. Advierte, señora::- Clic. Mira::-

Flor. Repara::-Clim. Qué habrá que advierta, que mire ni que repare, si habiendo la saña nuestra corrido Jardin y Alcazar, y las guardas, monte y selva, no ha sido posible hallar al agresor de tan fiera traicion de amor, que la Luna se obscureció por no verla; y aun el Sol, pues el Sol mismo parece que con pereza nos da hoy el dia, segun desalumbrado despierta? No veis, no veis que su carro, de la continua tarea errando el curso, y cayendo precipitado á la tierra, abrasa montes y mares, de cuya encendida hoguera son las espumas cenizas, y las montañas pavesas? Que me quemo, que me abraso: pero qué digo ? qué idea tan vana! qué fantasia tan loca! qué ansia tan necia! arrebatome el dolor vida y voz. Cint. De tus tristezas

la justa razon, señora, de nacer á vivir presa, quando juzgó Etiópia, que, naciendo única heredera de los Estados de Admeto, nacias á ser su Reyna, no me espanto, que perturbe tus sentidos de manera, que te haga creer de noche, que fingidas sombras veas, pues te hizo creer de dia, que el Sol despeñado :: - Clim. Cesa, cesa, no prosigas, que es muy atrevida licencia pensar que yo::- Mas no quiero que mi enojo por mí vuelva, sino mi razon, entremos en la primer experiencia: de la ilusion del Sol, Cintia, nacida de que aborrezca la luz, solo por ser luz, me cobré, y lo mismo hiciera de esotra ilusion, á no darla tú ahora mas fuerza.

cimt. Yo, señoral Clim. Tú, pues tú fuiste, Cintia, la primera, que temerosa intentaste, que yo en alcance no fuera del hombre que ví y hablé; y quien entónces sujeta del temor de que le hallase, ahora ser delito esfuerza, es cierto que contra sí mueve la primer sospecha, inducida en el delito.

cint. Humilde á tus plantas puesta,
te suplico que repares,
que viendo quanto te dexas
ir tras tus melancolías,
persuadirte á que las venzas,
mas mira á lealtad, que á culpa;
y en quanto al temor, que adviertas
tambien te suplico, que es
natural pasion, que reyna
igual al principio en todos;
bien que luego diferencia
en que el cobarde le estima,
y el valiente le desprecia.
Qué es lo que en mí viste, pues

temí, y te seguí resuelta?

y siendo así, que aquel miedo
nació de ver quanto arriesgas
tu vida en busca de un hombre,
que venir restado es fuerza,
tercera vez te replico,
que no mis lealtades tuerzas
á la parte de culpada,
pues puedes á la de cuerda:
á otros afectos, señora,
descamina la sospecha;
pues quien se turba, se acusa;
quien se enternece, la pesa;
y quien se alienta, quizá
á mas no poder se alienta.

Lesb. Cintia, un escandalo en quien nunca juzgó que viniera, ni pudiera venir, coge al corazon de manera desimaginado, que le embiste sin resistencia; y como del corazon es intérprete la lengua, lo que él la dicta turbado, pronuncia turbada ella: con que no solo es indicio de culpa, sino evidencia, de que como no esperado mal, sobresalta y altera, que es lo que no la acontece à la que llora, pues cierta del daño, á riesgo de que ó se sepa ó no se sepa, ya la coge apercibida el llanto à la contingencia.

clic. Que un corazon asaltado negar pueda voces, Lesbia, yo lo concedo, mas no que lágrimas negar pueda; porque las lágrimas son tan fugitiva materia, que á pesar del corazon; se exhalán sin su licencia: luego que un afecto llore, al paso que otro enmudezca, todo dice corazon turbado, con diferencia, de que de labios y ojos es tan contraria la senda,

que palabras la rebalsan, no mod y lágrimas la rebientan, sin que por eso el efecto pueda presumirse de ellas; que son manantial, que nace de tan equívocas venas, que tal vez llora la ira, y tal llora la clemencia: y pues no es fácil sabere de como si mis lágrimas se muevan de lástima del error, ú de saña de la ofensa, no al contrario las arguyas, que es desproporcion que quieras, que à ti el fracaso re turbe, y que á mi no me enternezca: demas de que el llanto es noble, y no es posible que mienta, como el temor, que es villano, la turbación, que es grosera, y el esfuerzo, que es traidor; pues tal vez finge á cautela, quando, como dixo Cintia, á mas no poder se esfuerza.

Flor. Eso habla conmigo; pero aunque responder pudiera, que quien se esfuerza culpada, solo es quando considera lejos la averiguacion, porque quando anda tan cerca, que va en su alcance, seria temerariamente necia la que en sus alientos diese las armas contra si mesma: no lo he de hacer, ni he de dar en mi abono mas respuesta, que no darla, porque fia muy poco de si quien piensa, que su inocencia se vale de mas, que ser inocencia. Curese en salud quien teme, quien se turba y desalienta, y dé en fin satisfaccion la que necesita de ella; porque no ha menester darla, quien no ha menester tenerla. Cint. Quien de mi presuma::- Lesb. Quien de mi piense::- Clic. De mi crea::-

Cint. Que yo ::- Lesb. y Flor. Que yo ::-

Clim.

Clim. Pues qué es esto?

ved que estais en mi presencia.

Las 4. Señora, si::- Clim. Bien está:
idos de aquí, que molesta
dos veces dolor, que pasa
á qüestion, pues solo prueba,
que siempre que se repite,
sin que se olvide se acuerda:
idos pues, idos de aquí.

Cint. El obedecer es fuerza. Vase.

Lesb. Quiera el Cielo, que mis ansias
de mí la aseguren.

Vase.

Flor. Ouiera

mi dicha, que mis razones sus presunciones convenzan. Vaie. Clic. O quién pudiera decir

á voces, que mi tristeza es, ver que hay para mí olvidos, quando hay para otra finezas! Vase. Clim. Mal me ha salido el exámen

de esta primera experiedcia, pues á question reducidas, en pie la duda me dexan tan cabal como se estaba; pero no son solas ellas las que me asisten : quién, Cielos, quando es de uno la sospecha, y de muchos el indicio, me dirá de que manera se averigua la traicion, con que en discursos envuelta la imaginación no sabe lo que dude ó lo que crea? Y así, en tanto que los Cielos la verdad descubren, sea el llanto el que me acompañe, ya que en mi triste, en mi adversa fortuna no me permiten otro consuelo: ay de aquella, que solo en la queja libra

el alivio de la queja! Ponese el lienzo en los ojos, y entreabre

Apolo el bastidor sin salir.

Apol. Pequeño rasgo de luz,
penetrando la funesta
sima en que caí, por breves
resquicios de inculta quiebra,
mi norte ha sido; y pues solo
me defiende el que la vea

cara á cara la zelosa
maraña, que me dispensan
mal entretexidas ramas,
qué aguardo para romperlas,
y salir á ver á dónde
vine á dar?

Salir

Clim. Confusa idea, duélete de mí, que quieren quitarme el juicio las mesmas, que con mi melancolía

desmienten su error. Apol. Qué bella fábrica! qué suntuoso alcázar! qué Primavera tan floridamente hermosa! y no es su menor grandeza no haber en todo su espacio mas que una Dama, y aquesta tan inmóvil, que á no dar el lienzo en sus ojos muestra de lágrimas mal enxuras á los suspiros que alienta, estatua la imaginara de estos quadros. Clim. Y pues llegan à motejarme de loca, para que no lo parezca, dime mas claro si fué ilusion, si fué quimera: pero no, tan en mi estaba como ahora estoy, quando en esta Aparta el lienzo del rostro y llega Apolo. misma parte vi, que el hombre llegó á mí, diciendo::- Apol. Era hora ya, hermoso prodigio, que ese blanco cendal diera (apartado de tus ojos, como concediendo treguas entre el consuelo y el llanto)

á mis temores licencia::
Clim. Cielos, qué miro y qué escucho?

su voz y su accion no es esta? ap.

Apol. Para llegar á tus plantas?

Apol. Para llegar á tus plantas? que no me atreví sin ella, por no impedir el aliento, que dan las lágrimas tiernas al triste.

Clim. Qu'én creerá, Cielos, que el que buscaba soberbia, tímida al verle me dexe,

torpe, elada, absorta y yerta? Pero qué digo? yo temo? yo me acobardo? Apol. Merezca::-Clim. Qué has de merecer, aleve agresor de tan severa ley, que el Sol desde su esfera, si á quebrantarla se atreve, pasando esta linea bella, es porque en disculpa halla la lisonja de alumbralla, de la cuipa de rompella? Qué has de merecer, sino la muerte, que merecida te traes ya? Y dar á tu vida el breve término yo, que hay de mi flecha á tu pecho, es porque me importas vivo, hasta saber el esquivo cómplice, cuyo despecho sagrados cultos profana, llevando á ambos mi valor, por victimas de mi honor, á las aras de Diana. Y pues á tu alevosía lo equívoco no bastó de la noche, y te engañó tambien con la seña el dia: dime, antes que acuda gente, y ella la muerte te dé sin mas que verte, quien fué de tu amor la delingüente? quien eres? y cómo entraste aquí? cómo, ya que huiste, de mi esconderte pudiste? y cómo, en fin, ya que osaste verme, merecer pretendes nada de mi, y no percibes, que me ofendes lo que vives, aun mas que lo que me ofendes? Apol. Divina hermosa beldad, si en este florido espacio Reyna eres de su Palacio, ú de su Templo Deidad, rendido á tus pies espero, que veas, que es en lid can dura, desaire de la hermosura, matar con armas de acero, quando puede con mirar; y pues llegaste á advertir,

sino el modo de marar, suspende al arco el furor, que es mal exemplar, advierte, que aprenda el odio á dar muerte con las armas del amor. Clim. Por mas que desentendido de mis preguntas te des, quien eres sabre, y quien es la falsa, que se ha atrevido á tanto arrojo: por dónde entraste, por donde fuiste, quando anoche de mi huiste, y en fin, qué centro te esconde. Apol. Muchas tus preguntas son, y tan corta mi fortuna, que la razon de ninguna, es de todas la razon; porque no sé cómo aquí de como entré, ni por quién entré, que huyese de ti no sé, ni sé donde me escondi, ni aun quien soy sé, porque estoy de mi tan desconocido, que por callar le que he sido, no he de decir lo que soy. Y porque ménos airada, al verme hablar de este modo, creas que respondo á todo, quando no respondo á nada, sola una razon por mi te asegure, que otro fué quien huyó de tí; porque nunca yo huyera de tí; pues si mil muertes hubiera, y en ver tu hermosura rara mil vidas aventurara, fueran pocas; y si fiera quieres la experiencia hacer, la gente puedes llamar, verás dexarme matar, por no dexarte de ver. Despeñado de mi mismo, en una sima cai, luz entre unas ramas vi, con que á tu Jardin su abismo troqué, si ya no es que sea, que como el mundo pendiente del ayre está, é igualmente

que yo no excuso el morir,

todo el Cielo le rodea, pasó antipoda mi anhelo, penetrando lo profundo, de esotra parte del Mundo à esotra parte del Cielo: esto es lo que sé de mi. Clim. Pues lo que yo de mi sé es, que aunque nunca escuché lisonjas que hasta hoy no oi, no han de ser parte á que yo todo quanto he preguntado no sepa, o aqueste alado arco, que Diana me dió, emplearé en su desagravio, antes que nadie te vea; porque otro ninguno sea quien de su agravio y mi agravio vengue à las dos. Apol. Si sospechas, que eso me ha de dar desmayos, quien ya está muerto á tus rayos, qué ha de temer á tus flechas? dispara pues. Al disparar, se le cae el arco de la mano. Clim. Si haré: Cielo, quién el impulso retira, y siendo fuego la ira, quiere que la accion sea yelo? arco y saeta perdi. Apol. Como es Diana mi hermana, no pudieron de Diana ser las armas contra mi. Clim. Si esto es que en la vanidad de morir tan noblemente, tu desdicha no consiente labrar tu felicidad, à pesar de mi impaciencia, dictamen he de mudar: no es sino hacer, á pesar del valor, otra experiencia. Ha del Templo? Apol. Tambien yo de dictamen mudaré, si llamas gente, porque quien ya la dicha creyó de que á tus manos moria, no ha de dexarse matar de otras armas. Clim. Escapar cómo podrá tu osadía ya de mi castigo? Apol. Huyendo: esto es, fingiendo temer,

deslumbrar mi inmortal ser. Clim. Cómo has de poder? Apol. Volviendo á salir por donde entré. Abre el cancel, y ella le reconoce. Clim. Eso sabré yo estorbar, no dexándote pasar, ya que la salida sé. Apol. Tal lazo es poco embarazo. Clim. Prueba á ver si lo es ó no. Apol. Es que no quiero irme yo, por no desasir el lazo. Clim. Lesbia, Cintia, Flora, Clicie. Apol. Clicie dixo? qué sucesos habrán traido á Clicie aquí? Clim. Acudid, acudid presto á mi voz. Dent. Flor. Acudid todas, Climene llama. Luchan los dos, y salen las Damas por la parte que está de espaldas Apolo. Las 4. Que es esto? Clim. Esto es volver á mis manos, sin que le valga lo presto de la fuga, como anoche, este aleve agresor fiero, de quien ya, no solo sé quien es, mas quién es el dueño de su amor, y cómo aquí entra y sale. Flor. Piedad, Cielos ! que esto sabido, no queda ya á mi vida mas remedio: ay de mi infeliz! Cint. Qué pena! Cae Flora desmayada, y Lesbia y Cintia se retiran. Lesb. Qué asombro! Clim. Qué ha sido eso? Clic. Qué quieres que sea? sino que la que afectó primero mas ánimo, desmayada yace. Clim. Logré el fingimiento, ap. Flora la culpada es. Clic. Y porque veas si es cierto, que desmiente mas sospechas el lianto, que no el aliento, yo la primera seré que, á no darse prisionero, le quite la vida: suelta, traidor, y::- pero qué veo? Llega á desasirlos, y viendo á Apolo se retira-Apq-

Apolo es (ay de mí triste!) sin duda; los sentimientos y lágrimas que formé de su olvido, le traxeron en mi busca, con que yo á ser la culpada vengo: duélase el Cielo de mi! Desmayase. Clim. Tambien Clicie al verle ha hecho el mismo extremo que Flora, ap. con que á mi duda me vuelvo, pues ya no es la culpa de una, si es de dos el sentimiento. Apol. Ah Clicie! no sé qué diga ap. de tu susto y de mi empeño. Cint. Qué es esto, Lesbia? Lesb. No sé, mas si quantas van viniendo se han de ir, Cintia, desmayando, huyamos las dos. Cint. Llamemos gente. Lesb. Bien has dicho: guardas de estos muros. Cint. Jardineros de estos pensiles. Lesb. Pastores de esos ganados de Admeto. Las dos. Acudid, acudid todos, entrad á favorecernos. Dent. uno. Otra vez del Jardin Ilaman. Clim. De turbada::- Apol. De suspenso::-Clim. Sin mi estoy. Apol. No sé de mi. Dent. Admet. Ya que à la noticia vengo del escándalo de anoche, y duran todavía dentro las voces, romped las puertas, y entrad conmigo, que menos importan ya en mis temores los presagios, que los riesgos. Clim. Las puertas al Jardin rompen. Apol Quanto que veas me alegro, quan poco da que temer el morir, al que ya ha muerto á manos de tu hermosura! Clim. No veré tal, que no quiero que siendo la ofensa mia, sea de otro el vencimiento: vete pues, vete, y estima á mi desvanecimiento no querer que otros te maten: mejor dixera, a un afecto, con que sintiendo el que viva, tambien el que muera siento: vete pues. Apol. Si haré, no tanto

á guardar mi vida atento por mia, quanto por tuya. Clim. Pues mira, que es dada a precio de que aquí no has de volver; porque en este mismo puesto he de estar, á ver si cumples mi mandato; y vete presto, que yo, porque no te vean y sigan, saldré al encuentro. Apol. A Dios pues. Clim. A Dios. Apol. Perdone ap. Clicie, quando así la dexa, que si huyo un amor, qué mucho que haya un aborrecimiento? Entrase cerrando el cancel. Clim. Haga la deshecha ahora: vaga fantasma del viento, oye, aguarda. Sale Admeto. Admet. Aqui os quedad todos. Climene, qué es esto? Clim. Qué ha de ser, sino seguir à la causa los efectos, y una vida que es prodigios estar brotando portentos? Digalo hallarme entre dos vivos cadáveres, siendo Clicie y Flora. Vuelven en si. Clic. Quien me llama? Flor. Quién me nombra? Clim. Mas supuesto que á su nombre han vuelto en sil bien como natural eco, cuyo sonido mas vivo hiere al oido, no quiero hacer, diciendolo yo, sospechoso mi despecho, sino que ellas mismas digan lo que esto ha sido. Clic. Qué veo! Flor. Qué miro! Clic. Donde vi á Apolo::-Flor. Donde á Zéfiro ví ::- Clic. Cieloss es Admero el que está! Flor. Es el que llego à ver Admeto! Clim. Hablad pues, decid, qué ha sidoi que yo en vuestros labios dexo mi verdad. Clic. Pues no está aquí A el asunto de mi empeño::-Flor. Pués falta de aqui el testigo de mi culpa::- Las dos. Negar pienso:"

Clie. La causa de mi desmayo. Flor. La acusacion de mi yerro, Las dos. Que nunca lo bien negado fué bien creido. Clim. Poniendo mi razon en vuestras manos, solo responde el silencio. Flor. Deme su industria el amor. Clic. Deme su astucia el ingenio. ap. Flor. Yo solo sé, que ví un hombre luchar contigo, y queriendo llegar á favorecerte, como tú viste primero caer despeñado al Sol, de su caida el efecto vi yo, pues vi en viva llama todo este Jardin envuelto, à cuyo terror perdi con el asombro el aliento. Clic. Pues me hallo hecha la disculpa, ap. de ella me valdré. No ménos estrago vi yo, pues vi, quando socorrerte intento, que un encendido volcan el paso me impedia. Admet. Cielos, de mis previstas desdichas no son los anuncios estos? Clic. Y pues á tanto pavor::Flor. Y pues á tal sentimiento::-Clic. No bien cobrada::- Flor. No bien segura, aun me abraso::-Clie. Aun tiemblo ::-Flor. Qué he de hablar? Clic. Qué he de decir? Flor. Sino que gimo :: - Clic. Que peno :: -Flor. La causa que yo no he dado. Vase. Clie. La culpa que yo no tengo. Vase. Clim. Aunque para mí han mentido, para con mi padre tengo de valerme de su engaño. De qué, señor, tan suspenso has quedado? Bien se vé lo poco que á tí te debo, pues te coge tan de susto lo mucho que yo padezco. Y aun padecerlo yo sola, ya fuera en parte consuelo, como no pasara á ser tan contagioso veneno el de mis desdichas, que

inficionados los vientos al infestado vapor del tósigo de mi aliento, le participen à quantas me asisten: digalo (ay Cielos!) entre otros frenesies, delirios ú devaneos, que por instantes me siguen, y me alcanzan por momentos,. el de haber visto tal vez arrancado de su asiento al Sol, anegar la tierra en piélagos de humo y fuego, talando montes y mares la inundacion de su incendio; de cuyas cenizas, no acaso, has visto tú mesmo las ruinas en Clicie y Flora, (ah traidoras!) y aun no es esto lo mas: al fin, todo esto es ilusion sin alma y cuerpo; pero con cuerpo y con alma ilusion, que á un mismo tiempo es objeto de los ojos, y es exhalacion del viento: ilusion, que dexa verse, hablarse y tocarse, haciendo, al desvanecerse anoche, titubear los elementos; y hoy que desmayan las huellas de sus rayos y sus truenos, mas es que ilusion: y pues llegas á ocasion que puedo, á vista del pasmo en que me hallas, romper el silencio, que ha tantos años que vive, à fuerza del sufrimiento, el mas hondo calabozo de las cárceles del pecho (perdona, que he de hablar claro) que ley, que razon, que fuero, naciendo hija tuya, pudo encarcelarme en naciendo? Nacer viviendo á morir, en todos, señor, lo vemos; pero en mi sola se ve nacer á vivir muriendo. Ser hija tuya es delito, que merezca tan severo cascastigo, como ser saña de las Estrellas? ser ceño de los Dioses? ojeriza de los hados? y en efecto, en teatros de fortuna, viva fábula del tiempo? Qué fiera la mas inculta, despues que dió á sus hijuelos bruto ser, alimentados á blanca sangre del pecho, no los pone en libertad, el dia que los ve llenos de presas, pieles y garras, y apartándolos del seno, les obliga à que el instinto les solicite el sustento? Qué ave, despues que á sus pollos nutrió á piedad de su tierno pico, el dia que los ve de plumas y alas cubiertos, no los arroja del nido, para que cobrando vuelo, sepan que es su patrimonio toda la region del viento? Qué pez sin padre y sin madre (que aun es mas, pues su primero ser se le debe á la peña, en que de su ovado huevo cobró vida) no discurre, en dulce libertad puesto, el nunca lineado coto de su líquido elemento? Pues si la fiera, ave y pez nacen libres, cómo el Cielo permite que nazca yo sin el natural derecho del pez, el ave y la fiera? Y si á fiera, ave y pez vuelvo, qué fiera domesticada en casa de noble dueño, entre halagos y caricias, no anhela por el desierto? Qué páxaro, por mas que le cuiden de su sustento, por volverse al ayre, no pica los dorados hierros? Y qué pez en la resaca, que no le tornó á su centro, al reves de todos, no

se ahoga con su mismo aliento? Pues qué mucho, siendo yo racional, y brutos ellos, que á fuer de ave, pez y fiera, aspire á mar, monte y viento? Dirásme (que esto es lo mas, que sé de mí) que un severo natálico juicio, que en mi infeliz nacimiento tu estudio hizo, me amenaza siempre á mi fortuna opuesto. Si resguardarme á sus hados solicitas, qué hado puedo padecer alla, que sea mayor, que el que aqui padezco? Si no me guardas de mí, de quién me guardas? supuesto, que no tiene el desdichado mas contrario, que á sí mesmo. Dexo aparte, si es cordura creer los fatales agüeros, que en el celeste volumen de once hojas, cuyo quaderno á lineas de Estrellas pautan caractéres y luceros, los futuros contingentes tal vez pronostican: dexo, si en un punto, en un segundo, que yerre su movimiento, se discrepan mas distancias, que hay desde la tierra al Cielo: dexo, que aunque sean verdades sus avisos, no por serlo son tan precisos, que ignore el ménos capaz ingenio, que es del vulgo de los ascros monarca el entendimiento: y voy solo á si es cordura remediar un dano, á riesgo, de que antes que venga el daño, me dé la muerte el remedio. Ya pues, á vista de tantos, llegas á ver quan violento los peligros de allá fuera saben buscarme acá dentro. Duélete de mi, porque si en mi llanto, si en mi ruego, en mi afliccion, en mi pena, en mi ansia y desconsuelo, CO- como á padre no te obligo, como á Rey no te enternezco, como á noble no te ablando, como á humano no te muevo, y como muger, á quantos me escuchan no compadezco, verás, que desesperada, pues no me queda remedio ya que aplicar, yo á mí misma, por sacarte verdadero, me doy la muerte; pues quando me falte un agudo acero, un mal texido dogal, un bien templado veneno, viva brasa, aspid mortal, no me faltará á lo ménos la mas elevada almena de ese omenage soberbio, desde donde despeñada me dé undoso monumento el Eridano, en quien diga leve epitatio de yelo: Aquí la infeliz Climene yace á manos de tan fiero padre, tan injusto Rey, y tan inhumano dueño, que cruelmente compasivo, hizo el homicidio ageno propio homicidio, pues no dexó al hado lo sangriento, y por librarla del daño, la mató con el remedio. Vase. Admet. Oye, aguarda, escucha, espera. Dentro todos. Viva Climene. Admet. Qué es eso?

Salen Zéfiro y Sátiro.

Zefir. Hagamos del ladron fiel, apoque no seré yo el primero, que en el lugar del delito asegure el retraimiento.

El Pueblo, que te ha seguido llamado de sus afectos, habiendo visto en Climene (quando juzgó que su encierro de alguna monstruosidad nacia) un milagro tan bello, compadecido á su llanto, que es el hechizo mas tierno de la hermosura, y movido

de sus piadosos lamentos, sobre la lealtad de ser heredera de tu Reyno, la libertad apellida en altas voces, diciendo::-Todos. Viva Climene, y no quede mas en la prision. Admet. A y Cielos! quán en vano solicita el corto discurso nuestro enmendar de las Estrellas los influxos, pues los medios, que pone para impedirlos, le sirven para atraerlos! Iré á publicar la causa, que me movió, por si puedo disculparme y reducirlos. Vase. Zesir. Sátiro, qué dices de esto? Satir. Que no es la primera vez, que ha creido el vulgo necio trasgos, duendes y fantasmass y apurado su embeleco, el hurto de amor los finge, y los califica el miedo. Zesir. Pues ya que de nuestro acaso se ha llegado á hacer misterio, porque no se desengañen, ven conmigo. Satir. Que es tu intento? Zesir. Cerrar la peña, que anoche abierta quedo, supuesto, que concurriendo aqui todos, nadie la habrá descubierro. Entranse, y salen por la otra parte: Satir. No dices mal, y pues ella, tan extrañas cosas viendo, se está hecha un bausan, la boca abierta, papando el fresco, vuelva á cerrarla la losa. Zefir. Llega pues. Al ir a cerrar sale Apolo. Apol. Gracias al Cielo, que segunda vez, guiado de otra luz, á verle vuelvo. Emhozase Zéfiro. Zefir. Hombre, aborto de ese abismo::-

Satir. Ahora tenemos esto?

Apol. Qué hubo de haber quien me viese!

Zesir. Quien eres, y como ahí dentro

osaste entrar? á quien buscas

ca ese horroroso seno, siendo así, que nadie tuvo tan osado atrevimiento, que la exâminase? Apolo. Poco Tapase. ha que respondí á eso mesmo, que ni sé quien soy, ni sé á quién busco, ni á qué efecto aquí entro ni salgo. Zefir. Pues á mí me importa saberlo.

Apol. A mí no decirlo, y si es que cumple con todo el duelo quien con lo que intenta sale, y yo otro ninguno tengo mas de no decir quien soy, con dexaros voy bien puesto, pues yo me voy sin decirlo, y vos quedais sin saberlo. Vase.

Zefir. Eso es huir de cobarde, mas no te valdrá, si el centro de la tierra no te esconde: sígueme, Sátiro.

Satir. Quiero

cerrar primero la boca,
por si acaso hay otro dentro,
no escape en tanto. Señores,
Climene llorosa, el Pueblo
sublevado, Clicie y Flora
siguiendo asombros, Admeto
pronosticando desdichas,
Zéfiro siguiendo zelos,
y yo rezelando palos,
en qué ha de parar aquesto?

#### JORNADA SEGUNDA.

Mutacion de fardin, y salen Admeto, Climene, Clicie, Cintia, Lesbia, Flora y acompañarajento.

Dent. unos. Viva la hermosa Climene. Dent. uros. Viva, y en público salga donde todo el Reyno goce ver su bellísima Infanta.

clim. Aunque os agradezco, amigos, el amor con que me aclama vuestra lealtad, de mi padre falta el ser gusto. Admet. No falta, que aunque debiera ofenderme, que en voz de tumulto haga

estos extremos el Pueblo, el zelo la culpa salva. Pero porque nunca quede en opinion tan tirana la resolucion que tuvo oculta belleza tanta, será bien, que el dia que doy mis oidos á sus ansias, y mis piedades al Pueblo, á todos conste la causa; á él, para que no me acuse de tirano; y á ella, para que sabido su hado, sepa guardarse de él, ya que alcanza, que el entendimiento es tan absoluto Monarca, que con leyes de alvedrio, sobre las Estrellas manda. El fausto felice dia, que todos á ver la clara luz del Sol nacen, nació Climene á no verla, á causa de que interpuesta la Luna entre él y la tierra estaba lidiando un mortal eclipse con tan desigual batalla, que de las doradas luces triunfaban las sombras pardas. No en este Oróscopo, en este crisis solamente infausta la previno el Cielo, pues, bien como vibora humana, nació rebentando el seno de las maternas entrañas, falseándome, en que una muera, el gozo de que otra nazca. Yo, que ya sabeis quan docto dicípulo de las varias ciencias de Fiton, logré en sus estudios la sabia Astrología, observando el punto de tan extrañas señales, las antevi tan opuestas, tan contrarias al transcurso de su vida, que no hubo Estrella, de quantas ya benévolas inducen, ya retrogradas arrastran, que no influyese en Climene

infortunios y desgracias. No entero crédito di á mi infeliz judiciaria, y así, su figura quise, que la reviese la Magia; á cuyo efecto, en lo mas oculto de esas montañas, que á esotra orilla del monte el sacro Eridano baña, busqué de Fiton la cueva, y en su pavorosa estancia mi juicio le consulté, y aunque en él no enmendó nada, trató conferirle en todo con otras ciencias mas altas. No sé si Quiromancía fué la que le habló en las rayas de la mano, ó en el ayre la Eteromancia en fantasmas; la Nigromancia, no sé si en cadáveres ó estátuas, si la Piromancia en fuego, ó si la Idromancia en agua; porque solo sé, que lleno de espíritus que le inflaman, quando son suyas las voces, no son suyas las palabras. Las desgracias é infortunios (dixo) que á Climene aguardan, son, que de ella nacerá un joven de altivez tanta, tan indomita soberbia, y tan voraz arrogancia, que en el Siríaco idioma le dé renombre la fama de Facton, que significa rayo, cuya ardiente saña ha de abrasar á Etiópia con tal fuego, que no haya desde donde el Nilo empieza, hasta donde el Nilo acaba, siendo en Egipto sus bocas Hidra de siete gargantas, distrito, que no sea hoguera; de cuyo incendio á la llama, y de cuya llama al humo, la mas blanca tez tostada, quedará adusta, de suerte, que venga á ser de la humana

naturaleza Etiópia borron de tan triste mancha, que al Sol parezcan sus gentes negras sombras de las blancas. Si para temer desdichas, el ser desdichas les basta; qué harán desdichas, que traen concordes dos circunstancias? Y así, para prevenir, que de Climene no haya sucesion, que pueda nunca ser el Faeton de su patria, mi primera diligencia fué desde su tierna infancia criarla. Sacerdorisa de la pura Deidad casta de Diana, á cuyo efecto labré en esta fértil playa, que el Eridano rodea, y que mis ganados pastan, ese Centauro de piedra, medio Templo, y medio Alcazar. Y porque ni aun el deseo violase nunca sus aras, atreviendo á su hermosura la mas perdida esperanza, para que nadie la viese, cerqué de muros y guardas el sitio, con tal recato, que porque ni aun hombre entrara, desterré los Jardineros, trayendo para labranza de sus plantas y sus flores á Flora, bella Zegala, á quien dió el Cielo el dominio de las flores y las plantas. Para su divertimiento no hubo en toda Etiópia Dama, á quien la naturaleza dotase de alguna gracia, que á servirla no traxese; Clicie, Sirena que encanta con su Música, lo diga: digalo::- Mas las dos basta que nombre, pues son las dos en cuyos desmayos me habla mas claro el Cielo: y pues viendo en una parte sus ansias, y en otra vuestras lealtades,

es fuerza acudir á entrambas. Viva en libertad Climene, entre pues del Templo, y salga á ver gentes y ganados; diviertan pescas y cazas sus graves melancolias; bayles, músicas y danzas destierren de sus ideas las confusas sombras vagas, que sin cuerpo y alma son ilusion con cuerpo y alma: Mas con una condicion, y es, que siempre de Diana se quede Sacerdotisa, sujeta á que si quebranta el voto de su pureza, cumpliendo la ley, que manda que muera victima suya, seré yo el primero que haga de ella el sacrificio, ya que inútil mi confianza me da por vencido, á que no hay recatos ai murallas, que guarden una hermosura, si ella misma no se guarda. Todos. Viva la hermosa Climene. Lesb. Viva, y nosotras con varias voces, que el eco repita en sonoras consonancias, su libertad celebermos: Cintia la cancion nos haga, Clicie el tono, y yo pondré

en el bayle las mudanzas. Todos. Pues todos te seguiremos, de música y bayle vaya. Música. Venturoso es el dia, que á estas montañas mejor Sol amanece con mejor Alva.

Clim. Qué felice para mi fuera la alegre mañana de la noche de mi ausencia, si permitiera gozarla enteramente un cuidado, que à un tiempo ofende y halaga, pues sospechosa entre Flora y Clicie, traidoras ambas, me mata, y pretende, que le agradezca que me mata!

Música. Venturoso en el dia, &cc. Clim. Los festejos que el cariño hace, no tienen mas paga, que admitirlos, y pues es el darme por obligada el premio de vuestro afecto, proseguid, para que vaya á tomar la posesion libertad tan deseada, al son de vuestros acentos, discurriendo las campañas del Eridano. Fior. Quién, Cielos, ap. creyera que se lograran dos felicidades de una ficcion ? Clic. Quién imaginara que de un engaño nacieran dos dichas? Flor. Pues disculpada ap. me dexó á mí, y á Climene libre. Clic. Pues sin que quedara Climene en rezelo, queda en libertad. Cint. Ya que ufana quiere la rara belleza de nuestra divina Infanta discurrir por los egidos, vaya el bayle otra vez. Todos. Vaya.

Música. Venturoso es el dia, &c. Vanse baylando y cantando delante de Cliz

mene, y sale Zéfiro y detiene á Flora. Zesir. Pues la novedad del dia permite entre gente tanta, que sin nota hablarte pueda, óyeme, Flora. Flor. No basta, sobre el error de la seña, en que de noche te engañas, el de haber vuelto de dia, pesándote el que quedara con pesadumbre Climene, á verla, aleve, y contarla á quien buscas, y por donde al Jardin entres y salgas, cuyo susto me costó verme tan sin vida y alma, que á no hallar en un asombro que fingi, mentida traza para que no bien creido fueras, sin duda acabara conmigo; sino que quieras, viendote ahora, que haga verdad lo que cautelosa

bien

bien ó mal desmenti ? Zefir. Ah ingrata, qué de cosas, y que mal unidas y peor trazadas has compuesto, para hacer tuyas las quejas, a causa de que yo no hable en las mias! Flor. Tú quejas de mí? Zefir. Si, y hartas, pues no habiendo otro que sepa la salida ni la entrada del Jardin, la has dicho á quien vi yo salir de su estancia tan cobarde, que al querer saber quien era, la espalda volvió tan veloz, que no pude alcanzarle. Flor. Qué mala industria y qué sin ingenio has imaginado, para disculparte de haber hecho tan vil accion torpe y baxa, por complacer á Climene, como haber dicho á quién amas, y por donde sales y entras! Siendo así, que no hay infamia, come que á una Dama obliguen los desdoros de otra Dama. Zefir. Pues quando a Climene yo vi ni hablé, desde la blanca seña, que me engaño, y de ella fui huyendo ? Flor. Quando luchabas con ella por irte, á efecto, de que entre las que llamaba me nombraba á mí. Zefir. Yo? Flor. Si, tú, que aunque te vi de espaldas, no pudo ser otro, pues no hay otro que sepa. Zefir. Ah falsa! que si hay, pues hay otro á quien vi yo salir : ó mal haya el aliño de las flores, en que el Cielo te dió gracia, para que el Rey te traxese Violenta aquí á cultivarlas, pues la utilidad que yo juzgué, que solo la usaras conmigo en fingir la gruta, ya sirve a otro. Flor. Tú te engañas. Zestr. Y tú mientes, que es peor. Flor. Advierte :: - Zefir. Mira:; -Los dos. Repara::-

Fiora. Que hacás que diga mis zelos. Zefir. Tú harás que diga mi rabia. Música. Venturoso es el dia, &c. Flor. La gente vuelve, y no solo la que salió del Alcazar, mas de todos los egidos los Zagales y Zagalas. Retirate, que será, si aquí contigo me hallan, dar fuerza á lo que tu voz dixo, y desveló mi maña. Zesir. Debe de venir entre ellos quien tus favores alcanza, y ese es tu mayor temor. Flor. A eso y á todo intentara satisfacer, si la tropa no llegase; y pues nos falta tiempo aquí de averiguar si te agravio ó si me agravias, vuelve esta noche y veremos si hay otro que entre ni salga. Zefir. Si haré; pero con qué seña te conoceré, frustrada ya la del lienzo? Flor. La mas segura es, que tú no salgas hasta que abra yo la gruta; pues si tú, como declaras, no lo dixiste á Climene, ni yo a otro, cosa es clara, que seré quien abra yo, pues no hay otra que la abra. Zefir. Mira como no lo he dicho, pues vengo en ello: qué aguardas, que llega ya? Flor. A Dios, à Dios, forzoso es, porque no haga reparo en que me detuve, mezclarme con los que baylan. Música. Venturoso es el dia, &c. Salen Climene , Clicie , Cintia , Lesbia, Flora, Apolo, Eridano y Villanos. Erid. Recien venido Pastor, que de otras tierras extrañas vienes buscando fortuna, convidado de la fama de los ganados de Admeto; pues tu lenguage y tu gala da a entender ser Cortesano, noble Pastor en tu patria; llega, y de parte de todos

Bayle.

da tú á Climene las gracias de haber logrado con verla todas nuestras esperanzas. Apol. Aunque acobardarme pueda lo rudo de mi ignorancia, lo haré por primera cosa, Mayoral, que iú me mandas: pero porque disimule mi mal estilo sus faltas, de la música el concepto siga mi voz con la blanda armonia, porque suplan mis yerros sus consonancias. Uno. Norabuena, di, que todos te acompañaremos. Otro. Vaya, veamos como en bayle, á un tiempo se representa y se canta. Representa Apolo , repite la musica y

bay'an todos. Apol. Belli ima Climene. Músic. Bellisima Climene. Apol Cuya florida planta. Music. Cuya florida planta. Apol. A su contacto trueca. Music A su contacto trueca. Apol En nieve la esmeralda, Music. En nieve la esmeralda. Apol. Pues al pisar el valle, reconocen la estampa en lo que la florece, mas que en lo que la aja. En vano al ver tu Aurora en nubes de oro y nácar, todo se regocija, y todo te hace salva. Apole es el primero, que aqui por mi te habla, diciendo: no soy Sol hasta tener tal Alva. La solfa de las aves, con plumas de sus alas, en laminas del viento escribe lo que cantan. Sus conceptos las fuentes sonoras acompañan, dando liras de vidrio, trastes y cuerdas de ámbar. Bien que desvanecidas rosa y jazmin se agravian

de servir de coturnos, pudiendo de guirnaldas. Y porque no disuene la envidia de las ramas, en los troncos y copas suenan Fabonio y Aura. Los ganados de Admeto, por toda la campaña, contra campos de espuma son piélagos de lana. Al rio, y á la cumbre hurtan la tez de plata, porque el golfo y el monte los logres en su falda. Todo, al fin, te obedece, pero, en fin, todo es nada, por mas que todo junto repita en tu alabanza::-Todas. Venturoso es el dia, &c. Clim. Ya que en nombre de todos, galan Pastor, me hablas, por ti á todos responda: (qu'én creerá que turbada al verle en este trage, no encuentre las palabras ni el juicio, hasta que sepa á qual de las dos ama!) dirás al noble afecto, que tanto el verme ensalza, que quedo (mal me animo) como debo, obligada á la fineza; pero, que atenta á lo que manda mi padre, es fuerza, que desde este instante haga de la que fué precisa, cárcel tan voluntaria, que haya de despedirlos, sin que entren al Alcázar. Y pues á nadie puedo permitir, que la raya pase de estos umbrales, di a todos, que mañana, ya que hoy vi los ganados: al monte saldré á caza; y adviérteles (en esto con atencion repara) que nadie al Jardin pase, porque si alguno pasa,

ha de encontrar conmigo, donde::- mas esto basta. Apol. Todos á tu obediencia estamos. Erid. Y á tus plantas repetiremos siempre, que al valle à vernos salgas. Todos. Venturoso es el dia, &c. Vanse cantando, y Clicie detiene à Apolo. Clic. Aunque sentir debiera, Apolo, que contaras à Climene, que soy de tu venida causa, cuyo susto, al mirarte. me dexó desmayada::-Apol. Qué dices? Clic. No lo niegues, que ya no importa nada, supuesto que ingeniosa, 21 ver que tú faltabas, hubo industria, que pudo dexarme disculpada: y pues todas las quejas que hasta aquí tuve, salva el ver que conmovido de mis piadosas ansias, no solo, qual solias, de tus esferas baxas, pero en pobre Pastor de Admeto te disfrazas, para que darte pueda de igual fineza gracias, sin el susto de que nadie en que hablamos cayga, ven esta noche á verme al Jardin, pues la entrada ya por Deidad la tienes seguramente franca. La seña, porque no tome de ti venganza Climene, y equivoque el ser yo con quien hablas, mi voz será; y pues ella de Admeto á las instancias, fué la causa de que mi padre aqui me trayga, sirva á otro fin, atiende á la letra que canta,

que ella te dirá, que

te acerques ó te vayas.

Apol. Oje, espera. Clic. No puedo,

que ya ves que hago falta, de espacio allá hablaremos. Vase. Apol. Quién, fortuna, pensara, que Apolo se rindiera á confusiones tantas, que es fuerza repetirlas, para haber de acordarlas? Por Jupiter, no solo desterrado de mi luciente estera, á la tierra baxé, mas de manera de dotes y de ciencias despojado, que en infeliz estado, por un heroyco yerro, paréntesis de luz es mi destierro; con q ánadie hacer puede repugnancia, queDios q tuvo error, tenga ignorancia. Digalo persuadida Clicie, à que fué por ella mi venida; digalo aquel acaso, que de la noche al dia me dió paso; digalo de Climene la hermosura, por quié mi amor previene servir en trage de Pastor á Admeto; y en fin, dígalo equívoco el conceto de q advertir q he de encontrar con ella, no sé si es un decir, que vaya á vella. Ah propio amor, que lleno de engaños, interpretas el ageno! Mas ay! que aunque lo sea, y lo mejor livianamente crea, no sé por dode, pues aunque he buscado la boca de la sima, no la he hallado. Quién de Apolo creeria, que halle la noche lo que pide el dia? Mas con todo, no tengo de darme por vencido, en su busca prevengo el centro penetrar mas escondido: pero alli siento ruido, y gente hácia aquí viene, verme apartado y solo no conviene, iré por otra parte, pues que todo es buscarla. Vase. Salen Zéfiro y Satiro.

Satir. En fin, negute
Flora intentó q el hombre visto habias?
Z-fir. Traiciones suyas y desdichas mias,
qué no harán aunq al ver q satisfechas
desvanecer intentan mis sospechas,

L 2

diciéndome, que vuelva al Jardin, y á salir no me resuelva hasta q ella la gruta abra, me ha puesto en duda de que hay misterio en esto; y así, á apurarle acuda, máteme la evidencia y no la duda, que no siempre han de ser en sus rezelos las dudas asesinos de los zelos. Y pues la noche ya vistiendo baxa al cadaver del Sol negra moctaja, miéntras que yo á la mina me arrojo, tú esconderte determina en las ramas, dexá idocela abierta, siempre, Sátiro, alerta; Abre la sima. y si el hombre viniere, déxale entrar primero, sea quien fuere, y cierrala despues, que una vez dentro, verápor do de hade huir, siyo le encuerro Satir. Posible es, que no ves, q esa quimera en metáfora está de ratonera, y habrá quien nos murmure lo civil del concepto. Z fir No me apure tu loco humor, y advierte,

que à mi me va la vida, à ti la muerte. Vase por la guita. Satir. Bien de pachado quedo, si ya la apelación no admire el miedo! veamos que me aconseja, escuchemos su voz: Sátiro, dexa la conision, que á ti no te conviene estarte à ver si viene ó si no viene; pues si no viene, nada habrá perdido, y si viene y te halla aquí escondido, podra ver, gotra vez de huir se averguéce y ruin à ruin, quien acomete vence: sano consejo: cierro pues la losa,

cuéstele abrirla, y vamos á otra cosa. Vase cerrando la gruta, y salen Climene, Cintiz, Cicie, Lesbis y Flora.

Clim. Ya que del alegre dia, que en libertad llego á verme, es paréntesis la noche, porque ella tambien sea alegre, canta algo, Clicie, entre tanto que á oposicion me divierten de los suspiros del ayre las clausulas de las fuences. F.or. No será mejor, señora, que esos aplausos celebre

con sus lisonjas el sueño, en cuyo descanso vuelve á revivir la alegría con nueva alma? Clim. Mal lo entiendes;

quien duerme, no vive, Flora, con que un mismo tiempo pierden, el desdichado que vela, y el venturoso que duerme. Y pues velé desdichada, dexa que dichosa vele, que no quiere el alborozo esperar à que despierte. Canta, Clicie. Clic. Si haré; pues ap. con cantar ahora des lenes de Diana, diré à Apolo, que no es tiempo de que llegue. Cant. Clic. Fatigas del bosque umbroso,

y sanis del Sol ardiente, templar presumió Diana en un retirado alvergue. Depuesto el arco, y depuestos los adornos, en su verde márgen, á un puro cristal le d.ó otro cristal por huésped. Detente, Acteon, detente, no llegues à verla, no llegues, que hay fuego que arde envuelto en la nieve.

Clim. No prosigas, que no quiero oir los riesgos crueles con que Diana castiga á quien á verla se atreve; que gozar de la ocasion, que acaso el bosque le ofrece, no es culpa; y porque no vana ardides de amor desprecie, muda tono y letra, y sea aquella en que cantar sueles, que en busca de Endimion, de las Esferas desciende. Sepa Diana que amó, ap. por lo que me sucediere, que al delingüente aseguran yerros de Juez delinquente.

Clic. No bien, señora, me acuerdo qué letra, qué tono es ese; mas ya que sé que te agrada,

solicitaré traerle

á la memoria. Esto es, porque si Apolo le aciende, será decirle que venga á mala ocasion. Clim. Pues vete é idos todas, que aquí es bien que sola conmigo quede, si ayer á sentir pesares, hoy á celebrar placeres. Cint. Cómo es posible, señora, que quedarte sola intentes, sia temor de aquel asombre, de dia y de noche aparente? Clim. Si de mis melancolias era causado, qué tienen ya que temerle mis gozos? Flor. No sé como á eso te atreves, que yo del desmayo mio aun no bien convaleciente estoy. Clic. Ni yo del incendio que fingió al desparecerse. Clim. No hay cosa que sienta tanto, como que estas necias piensen que me engañan, y que el dar crédito yo á sus dobleces, no fuese valerme de ellos con mi padre, solamente por esforzar mis razones con sus delirios; mas de este desden que á mi juicio hacen, presto espero que me vengue el mismo amante. Idos pues, ya que nada me divierte mas que estar conmigo á solas. Cint. y Lesb. Preciso es obedecerte. Vanse. Flor. Aun bien, que Zéfiro no ap. saldrá, miéntras yo no llegue á abrir la puerta. Clic. Aun bien, que Apolo al Jardin no entre, mientras mi voz no le avise. Vase. Clim Ya se fueron: de esta suerte vere si puedo apurar qual es de las dos la aleve con quien el nuevo Pastor, à decir iba, me ofende; y si lo digo, pues es

bastante ofensa atreverse

2 decirme a mi lisonjas

quien à otra finezas debe.

Y supuesto que el decirle, que si osado al Jardin vuelve, seré yo à la que halle, fué decirle que vuelva, dexe al trance de lo futuro resultas de lo presente; y vamos á que ya era hora de venir, si hubiese de venir: hácia la mina, que amor ingeniero tiene abierta contra la plaza de mis vanas altiveces, he de acercarme. Sale Flora al bastidor.

Flor. Por mas que haya mandado Climene, que nadie la asista, entre esta murta tengo de esconderme, que aunque me asegura el ver, que hasta que yo abrirle llegue, Zéfiro no saldrá, tengo de ver qué misterio encierre quedarse en el Jardin sola, quando tan creido tiene que fué ilusion, de que yo fingir supe el accidente.

Clim. Nadie á esta parte se mira; si erré el sitio? no, que aqueste es el fingido cancel de yedras, que yo al volverse vi que abrió y cerró Flor. No sé que juzgue, al ver que se acerque tanto á la gruta. Clim. Si acaso será lo que le detiene, o que no me entendio o que si es que me entendió, me teme ? Mas no, ahora caygo en ello; sin duda, la que le ofrece esta accion temerosa de lo que ayer la sucede, porque nadie halle la gruta, la ha asegurado de suerte, que abrirse no pueda; vea si es esto. Abre el bastidor y sale Zéfiro.

Zefir. Ya de impaciente, viendo que tanto tardabas, determinaba volverme.

Clim. Cómo que tardaba? Flor. Ay tristel quién la diria que abriese ella el cancel? Zefir. Y sino

fue-

tuera por satisfacerme, Flora ingrata :: - Clim. Flora dixo? ap. Flor. Mi nombre escuché: valedme, Cielos! Zestr. De qué traicion, qué cautela, qué engaño es este, con que intentas disculparte, no esperára: dime, aleve; dime, ingrata; dime, fiera, en qué fundas, que dixese yo á Climene de esta mina el secreto, y que tú eres la que la abrisce? Flor. Ya es el secreto à voces este. Clim. Mucho temo, que ellos hagan la mina, y yo la rebiente. Zefir. Porque hasta que apure yo esto, no tengo de hacerte cargo del nuevo galan que la sabe: ahora enmudeces? habla, dí? quándo la dixe à Climene yo que fueses tú de mi amor dueño ? Clim. Ahora; pues que ciego é imprudente, dos veces por Flora á mí me habias, para que dos veces castigue tu error. Zesir. Qué escucho? Flor. Ay de mi ! cierta es mi muerte. Clim. Có no, habiendo dicho yo á todos públicamente, que habia de ser la primera que en este Jardin encuentren, sabiendo que habias de dar conmigo, tanto te ciegue tu pasion, que no tan solo en él atrevido entres, mas tan desimaginado de hallarme? ahora enmudeces? ahora callas? Zefir. Cruel fortuna, ap. mas remedio esto no tiene, que pues repeti el error, repita la fuga; quede de la traicion sabidora, mas no del traidor. Vase. Clim. Detente,

loco, atrevido, villano: echose à la mina y fuese; ay ingrata, Flora! tú eras la alentada, la valiente, y la que mas me animaba

Flor. Primero que tú te vengues, huiré de tu furia yo: tras él á la mina me eche, sin que tema despeñarme, que principales mugeres, como una vez se enamoren, que innova el que se despeñen ? Salve pues con él la vida. Al ir bácia la grasa, sale Clicie. Mas quién al paso se ofrece? ella es, y vuelve sin duda, viendo que alla no me encuentre, aquí á buscarme; desdichas, á donde podré esconderme, que no me halle, en tanto que seguro el paso me dexa, para huir de su furor? Clic. Pues ya á su quarto Climene se ha retirado, y no queda nadie en el Jardin, que intente será bien decir á Apolo, porque mas tiempo no espere, que no es ocasion de hablaraos esta noche, por haberse retirado tarde: ó Aura,

yo me vengaré de ti.

y quando Climene oyga la seña que Apolo tiene, disculpada estoy, con que repaso el tono que quiere que la cance. Sale Climene al bastidor. Clim. No hallo á Flora;

dame tus acentos leves,

y pues que saber no puede lo que conmigo ha pasado, quién du la (ah fiera!) que al verme ya retirada, á este sitio venga? no mal me sucede, pues será aquella, sim-duda. que alli se divisa: llegue á que sepa, que ya sé quanto es su culpa evidente. Al ir bácia ella, canta Clicie, y ella se detiene. Cant. Clic. Para establecer amor,

que en sus absolutas leves la dicha es de quien la goza, y no de quien la merece. Clim. Clicie es, y repasa el tono

que

que la mandé, por hacerme lisonja: mas contra ella presumi, pues inocente de todo tan sin cuidado canta: mas calle y aceche hasta ver si al irse Clicie Flora á ver su amante viene. Cant. Clic. Los desdenes de Diana trocó en favores, de suerte, que en busca de Endimion, diciendo al ayre desciende. Sale Zéfiro à la boca de la gruta. Zefir. Mal hice en dexar á Flora nombrada en riesgo tan fuerte; mas en desechas fortunas, qué habrá que un amante acierte? Vuelva á todo trance á oir donde contra ella se mueve el menor rumor, y acuda á librarla, porque enmiende el pasado error, aunque alma, honor y vida arriesgue. Canta Clic Feliz Pastor, à mis voces atiende, qué temes llegar? qué temes? qué temes si ya son favores los que eran desdenes? Zefir. Aunque quando presumia, que tristes lamentos fuesen los que escuchase, son dulces ecos, no por eso dexe de ir, oculto de estas ramas, hácia el quarto, que bien puede ser que una aqui cante, y o ra llore alla. Sale de la gruta. Cant. Clie. Qué temes? qué temes, si ya son favores los que eran desdenes? Clim. Qué miro, Cielos! la gruta otra vez ha abierto, y vuelve el traidor Pastor. Clic. Albricias, alma, que hácia allí se mueven las hojas, y los reflexos que las estrellas conceden, es él, pues viene à mi voz, y ser otro aqui no puede. Adorado dueño mio, Perdona á mi voz no haberte hecho antes la seña, en que te aviso, que hablar me llegues. Zefir. Sin que pudiese ocultarme, Por otro, Cielos, me tiene

ahora? á Clicie tambien quiere: quién lo duda? pues llamado de su voz por ella vuelve: y aun por eso de la seña decirle el tono defiende. Clic. Que no he podido mas presto, porque hasta ahora Climene, aun con verse en libertad, todavía impertinente y cansada::- Clim. Y esto mas? Clic. No ha querido recogerse; y así, siendo ya tan tarde, que no pueda agradecerte el alma, como ántes dixe, las finezas que te debe, quando movido á las ansias de mis suspiros ardientes, por mí en diversos distraces de tu alto trono desciendes. Clim. De tu alto trono? Zefir. Ya aquí hay mas de lo que parece, ap. con que veo, que no es Flora quien toda la culpa tiene. Clim. Segunda vez te suplico, pues ya la luz del Oriente va atropellando las sombras, perdones no detenerme, que otra noche que no esté tan desvelada Climene, hablaremos mas de espacio: no por un instante breve perdamos para adelante la ocasion, que nos ofrecen voz, noche y Jardin. Zefir. Bien dices. Clic. Pues qué aguardas > vete, vete. Zefir. Si haré: á prevenir disculpas á Flora; y pues detenerme aqui solo vendrá á ser no librarla á ella y perderme, para no poder librarla nadie culpe el que me ausente: á Dios pues, hasta otra noche. Vase. Clim. A Dios: ahora, por si sienten algun rumor, vuelva al tono, repitiendo una y mil veces: Canta. Feliz Pastor, à mis quejas atiende, qué temes? qué temes? Rep. 1 Rep. Mas quién está aquí? Vase á entrar por donde está Climene, y sale. Clim. Qué temes?

yo soy, Clicie. Clic. Ay infeliz! ap. Clim. Calle, disimule y pene, ap. pues qualquier extremo, ahora será grave inconveniente, para no saber despues, qué traidor Pastor es este, que amante de Flora y Clicie de su alto solio desciende.

Que aunque ya me retiraba, volví á tu voz. Clic. Por hacerte gusto, obediente al deseo de que este tono te alegre, le repasaba. Cilm. Ya sé, que eres tú muy obediente.

Clim. Pues ya que de tan pequeño

gusto el favor agradeces,
no te recogerás? Clim. No,
que puesto que ya amanece,
y para salir á caza
prevenida está la gente,
será mejor que tú vayas
á decir, porque no espere
yo, que esté á punto. Clic. A servirte
voy: no sé lo que sospeche, ap.
que hay razones, que en el modo,
uno dicen y otro sienten.
Sin duda, que vió ú oyó
algo, y para que no quede
yo á la contingencia, es bien
resguardarme, mayormente

está tan fino conmigo Apolo, que á servir viene por mí de Pastor á Admeto. Vase. Clim. Ah Clicie ingrata! tú eres la llorosa? ved qué hay

la llorosa? ved qué hay que fiar de las mugeres, que si miente la que anima, tambien la que llora miente.

Sale Flora al bastidor.

quando para que me saque

de aqui, y consigo me lleve,

Fior. Presto he vuelto, pues aun no se ha retirado Climene.

Clim. Una presumí culpada,
y son dos, y aunque me ofenden
en la parte del decoro,

no es eso lo mas que siente mi vanidad, sino que honbre, que ya llegó á verme, hombre, que ya llegué á oirle, y bien, que tácitamente fovoreci, en que seria yo á quien encontrase, quede sin advertir en mi aviso, tan libre, que le atropelle á otros afectos: aquí de mis vanas altiveces, que no han de lograr su amor; y pues que ninguna puede saber que sé sus traiciones, en tanto que el modo piense, calle, sufra y disimule.

Flora. Dicha ha sido, que se fuése Sale.
sin haberme visto: pues
qué aguardo para ponerme
en salvo? ninguno extrañe
una accion tan indecente
en una muger, supuesto,
que aunque lo diga mil veces,
como una vez se enamore,
no innova el que se despeñe.

Vase por la gruta, y sale Apolo. Apl. Mas fácil es de arguir, que hay en el humano ser tropiezo para caer, que escalon para subir. Digalo yo, pues el dia, que como humano viví, me dió sima, en que cai, la trémula noche fria: y ni ella ni el dia me dan el mismo despeño; pero qué mucho, si considere quanto distantes están el bien y el mal para quien en la porcion de mortal ve el bien convertirse en mal mas veces, que el mal en bien? Y ya que en misero estado extrangero Pastor Ilego á verme, como á mi ruego, de los Dioses indignado el Coro, por complacer á Jobe, tan sordo está, que aun Venus bella no da

oi-

oido á mi vez, con ser madre de Amor? O tú, hermosa Deidad, duélete de mí; y ya que no encuentre aquí la gruta que tenebrosa me dió paso á la ventura de ver á Climene bella, y para volver á ella, agrados en su hermosura; haz tú, supuesto que fuiste Deidad del fuego, que abierta me dé el Abismo otra puerta:

Abrese la boca de la gruta.
Felice yo, pues oiste
mi lamento, y aunque sea
volcan esta nueva boca,
que á su imperio abrió la roca,
sin que ser aquella crea,
ver si al Jardin va deseo.
Al arrojarse á ella, sale Zéfiro.

Zefir. Cómo, sin haber entrado nadie, Sátiro ha cerrado? mas qué miro? Embozase Zéfiro.

Apol. Mas qué veo?

hombre de tan nuevo ser,
que si á otros les miro abrir
sepulcros para morir,
tú le abres para nacer:
quién eres, y cómo aquí
del centro aborto, con tales
asombros á la luz sales?

Zefir. Ni sé quién soy ni quién fuí, ni cómo ese obscuro seno de sí me echa; y pues acaso te hallas, ó Pastor, al paso, por mas que me admires lleno de confusiones, no irrites á mi desesperacion.

Sale Sátiro y detiénese al verlos.

Satir. Yo vuelvo á mala ocasion.

Zesir. Ni intentes ni solicites
saber mas. Apol. No te has de ir
sin decir qué pudo ser,
porque yo lo he de saber.

Zesir. Pues yo no lo he de decir.

Apol. Mal podrás salir con ello.

Zesir. Antes bien, si al encubrirlo,
yéndome yo sin decirlo,
te quedas tú sin saberlo. Vase.

Apol. Aunque es razon mia, tras tí el monte penetraré.

Sale Sátiro y le detiene.
Satir. Que le siga estorbaré:
nuevo Pastor, cómo así,
de la cabaña olvidado,
que te encargó el Mayoral,
estás con descuido tal,
quando::- Apol. Aparta.

Satir. Alborozado
el valle con el placer
de que la hermosa Climene
á caza á sus montes viene::-

Apol. Quita. Satir. Intenta disponer várias batidas? Apol. En vano, perdido de vista ya, querer seguirle será.

Satir. Y luego::- Apol. Calla, villano. Satir. Pues qué te enoja el que luego para divertir la fiesta

prevenga música y siesta?

Apol. De ira y de cólera ciego,
no sé á lo que me resuelva;
qué de cosas imagino!

Dent. unos. Tó, melampo. Otros. Tó, barcino.

Todos Al monte, al valle, á la selva.

Satir. Ya las voces del ojeo los ayres pueblan: ó ven,

ó quédate. Vase.

Apol. Cielos, quién
se vió, como yo me veo,
de confusiones cercado?
aunque mejor discurriera,
si de evidencias dixera,
pues que dudar no han dexado
ni sima ni hombre, supuesto,
que lo uno y otro me dice
bien claro::-

Dentro Flora à la boca de la gruta.

Flor. Ay de mi infelice! Dioses, favor.

Apol. Mas qué es esto?

dentro de la obscura boca
por donde con tal pereza,
no sin asombro bosteza
melancólica la roca,
se oyó el eco. Flor. No habrá quien
me cé la mano? Apol. La voz

D

es de muger, que veloz llegue à socorrerla es bien: si habrá: bello horror, quién eres? Llega à la gruta, y sale Flora.

Flor. Una muger afligida, que alma, ser, honor y vida pone à tus pies.

Avol. Pues qué quieres?

Flor. Que vida, honor, alma y ser restaures, no tanto hoy porque infeliz muger soy, quanto porque soy muger. Convencida en un delito de amor, que para obligarte, no en vano (ay de mí!) informarte de que es noble solicito; huyendo vengo mi muerte, tan ciega y desesperada,

que sin reparar en nada, no pudiendo de otra suerte ponerme en salvo, me eché á esta bobeda, juzgando

á un hombre alcanzar; mas quando á la lumbrera llegué, ó la maña ó el alien-o

me faltó para subir: y pues supo prevenir el Cielo, que á mi lamento

llegases, galan Pastor, otra y mil veces rendida alma, ser, honor y vida pongo á tus pies: el favor

que espero lograr de ti es, que tu piedad me dé donde ocultarme, hasta que

sepa mi amante de mi, llevándole tú el aviso

de que en tu poder estoy. Apol. Palabra y mano te doy de ampararte, ya que quiso

la fortuna, que sea yo el que repare tu dano, que mas que eso al desengaño mi ventura le debió

de que esa mina no sea có pplice para jotro amor, que el tuyo: de mi valor

fia, y ven donde no vea nadie tu persona, ni halle Dent. unos. Al llano, Apol. Ven por otra parte. Dent. otros. Al valle.

el Cielo previno::-

Flor. Ay infeliz, que el ojeo cerca el monte, con que yo sitiada, sin verme no podré pasar. Apol. Pues no veo

noticias de tí. Flor. No en vano

otro modo de ampararte, por ahora entre la maleza de esta rústica aspereza forzoso será ocultarte, que yo descaminaré

la gente que aqui llegare, para que en ti no repare.

Escondese Flora, y sale Clicie. Clic. Gracias á Amor, que te hallé.

Apol. Clicie, qué es esto?

Clic. Despues

que á mi voz anoche fuiste, y de mi te despediste::-

Apol. Qué dices? quando yo::-Clic. No es

tiempo ahora de embarazar lo que te importa saber: Climene te pudo ver.

Apol. Advierte ::- Clic. Déxame hablar, que importa mucho; y aunque conmigo disimuló, mal asegurada yo, por lo que en ella noté, sin duda ovó lo que hablamos.

Apol. Quien?

Clic. Quién ha de ser? los dos.

Apol Mira que yo::-Clic. Oye, por Dies,

y a lo que esto importa vamos; pues aunque conmigo no se ha dado por entendida, alma, ser, honor y vida me va en que no quede yo mas á su vista; y ast, con rezelos de culpada, de la tropa desmandada, vengo à valerme de ti

en hados tan infelices; que veas que has de hacer pretendo. Apol. Qué puedo hacer, sino entiendo

en el alcance, señora,

de aquesa cerdosa fiera,

nada de lo que nie dices? yo te vi? yo te hable? Clic. En vano ahora me niegas que te llané, te vi y te hablé. Apol. Mas en vano::-Dint. unos. Al monte, al llano. Dent. otros. Atravesando la dehesa, á esta parte se enfrascó el siero javali Dent. Clim. Yo la primera que su espesa maraña rompa seré. Clic. La voz de Climene es esta, y cumbre, valle y floresta todo cercado se vé, y es ella la que hacia aqui, á todos adelantada, viene; contigo y culpada no es bien que me halle así: esta aspereza me encubra mientras pasa. Apol. Espera, aguarda. Clic. Pues qué es lo que te acobarda? es mejor que me descubra, y haga la duda evidencia? Va á ocultarse y balla á Flora. Mas quién está aquí? Flor. Yo soy, Clicie. Clic. Ah ingrato! Apol. Sin mi estoy! Clic. Era esta la resistencia de que aqui no me ocultara, y de negar que me oiste, y que me hablaste y me viste? Flor. No es eso, Clicie, y repara que una fortuna corremos. Clic. Qué fortuna, ingrata Flora? Apol. Que llega: ocultaos ahora, que despues discurriremos. Dent. uno. En lo intrincado del bosque se entro acosado. Dent. Clim. Por esta parte en su alcance al encuentro le he de salir la primera. Sale Climene flichando el arco. Y sin duda, pues se mueven alli las ramas, en ellas es á donde se repara. Apol. Suspende al arco la cuerda, que quien las mueve soy vo,

porque al ver quanto te empeñas

no perdiendote de vista, sin embarazar que seas (por no malograrte el gusto) tú quien la alcances y venzas, quise escondido á la mira estar del tiro, por si era menester al rematarla acudir en tu defensa. Clim. Porque en mi defensa tú no acudas, ni yo te deba alguna atencion, me alegro, segun ladra y voces muestra, de que haya tomado el viento tan á otro abrigo, que pierda el deseo de alcanzarla: Y así, pues volver es tuerza por otra parte á seguirla, puedes tú quedarte en esta, que no quiero que por mi, ni vayas, Pastor, ni vengas ya á ninguna, donde yo pueda estar. Apol. Si de esa queja (si es que es queja) darme yo por entendido pudiera, \* pudiera ser que quedara tan del todo satisfecha, que::- Clim. Pues por que no podrás? Apol. Porque es mi fortuna adversa, y aunque me está bien que hable, te está mejor que enmudezca. Clim. Eso no entiendo. Apol. Ni yo. Clim. Mucho temo, que mi pena ap. me ha de despeñar : pues que puede haber que á mi me pueda estar mejor ni peor? Apol. No sé. Clim. Yo te doy licencia, habla. Apol. No puedo. Clim. Pues quien ha enmudecido tu lengua? Apol. Mi desdicha. Clim Que la obliga? Apol. Tu respero. Clim. Si él te alienta, que temes? Apol. No sé. Clim. Eso es querer :: - Apol. Qué? Clim. Que mi impaciencia diga lo que tú no dices. Apol. Cómo? Clim. Como si tú niegas que no lo sabes, yo si.

D 2

Flor.

Clic. Flora, qué es esto? Flor. Oye atenta, ya que declaradas son tan unas las ansias nuestras. Clim. Yo si, fingido Pastor, que si bastó mi prudencia, diciéndote que seria yo en el Jardin la primera que encontrases, á que calle el que por Flora me tengas. Apol. Qué puedo yo hacer, si es quien se destruye ella mesma? Clim. Si bastó á disimular el que huyendo de mí, vuelvas á la voz de Clicie, y nyga que de alto solio desciendas por ella en villano trage. Apol. Advierte::-Clim. Nada hay que advierta. Apol. Que vas::- Clim. Na la digas, calla: y en fin, si bastó á que cuerda, no preguntando por una, ni acusando á otra me venza; no basta para que viendo la loca presuncion necia con que delante de mí, villano, á poner te atrevas, dexe de abandonar todo el resto de la paciencia. Dime, traidor, dime, aleve, que con fingidas cautelas á Clicie y á Flora engañas, si huvendo de mí, te ausentas de noche, cómo de dia osas parecer? Apel. Espera, que si todos los baldones que has dicho y dirás, es fuerza que vengan sobre mi culpa, no hay culpa sobre que vengan. Clim. Como no? Apol. Ya de que sirve el que yo callar pretenda? pues quando yo presumia, que se fundaria la queja en no ir al Jardin, se funda en ir; con que de manera corren quejas y disculpas tan varias y tan opuestas, que no es posible encontrarse,

porque han errado la senda.

Yo entré en tus Jardines, quando no entrar es toda mi pena? yo te hablé por Flora? quién es Flora? que á conocerla aun no llegué : yo por Clicie? quién es Clicie? (que se ofenda, ap. qué importa?) ni qué soy yo, para que á su voz por ella dexe alto solio? ay Climene! si esta boca, que está abierta para callar, lo estuviese para hablar, ella dixera tantas cosas::- Clim. Qué podia ella decir, que no puedas decir iu? Apol. No sé. Clim. Eso es volver á la conferencia de que haya nada que á mí me esté bien ó mal, y piensa que lo he de saber ó mal ó bien me esté. Apol. Estás resuelta en eso? Clim. Si. Apol. Y si es pesar? Clim. Qué importa? Apol. Pues oye atenta: ó halle modo con que obligue á una, sin que á dos ofenda! Clic. Qué será lo que la diga? Flor. Oye y calla. Clic. Escuche y tema. Apol. Ese pálido bostezo, de quien simulada peña es mordaza, donde acaso cai la noche que::- Dentro. A la selva, al bosque. Dent. Erid. Por aqui fué por donde Climene bella á todos se adelantó. Clim. La gente se escucha cerca; y así, hasta que tú me digas lo que la boca dixera, sal al paso como en busca mia, haciendo la deshecha, que yo, para que me hallen como en acecho y espera, me esconderé entre estas ramas. Apol. Mejor estarás entre estas. Ve Climene á Clicie y Flora y sácalas. Clim. Por qué? mas no me lo digas, que ya me dan la respuesta, Clicie y Flora; y porque otra vez no niegues conocerlas,

esta

esta es Flora, y esta es Clicie.

Flor. Q ié ausia! Clis. Q é dolor!

April. Qué pena!

Clin. Es esto lo que me habia

de decir la boca à ó ciegas

traidoras á mí y Diana,

á tan vil amor sujetas,

que estais zelosas y amigas,

yo vengaré ambas ofensas:

Cazadores. April. No los llames.

Clin. Cómo no? venid apriesa,

que si una fiera seguia,

ya he encontrado con dos fieras.

Dent. Z fir. Allí la voz de Climene

se escucha.

Dent. Admet. A favorecerla
corred todos, que sin duda
á grande peligro expuesta
entre dos fieras se halla.
Clim. La voz de mi padre es esta:
quánto me alegro de que

á tiempo de saber venga vuestras traiciones! Apol. Sin mí estoy. Clic. Yo absorta.

Flor. Yo muerta.

Apol. Mas para estar á la mira, mézclome con los que llegan. Salen Admeto, Eridano, Zefiro, Sátiro

J Pastores.

Todos. Aquí está Climene. Admet. Qué voces, Climene, son estas?

Zefir. Qué será esto? Clicie y Flora aquí? Satir. Qué quieres que sea, sobre lo que me has contado, sino que Climene quiera, convencidas en sus yerros, echarlas la ley acuestas?

Admet. Quando juzgué divertida hallarte, alegre y contenta, todavía vuelvo á hallarte en nuevos sustos envuelta?

aun no habemos acabado con las pesadas ideas? dónde las firras están, que te asombraban? qué es de ellas? que aquí solo Clicie y Fiora están? Clim. Ay señor! que esas las fieras son, que me quitan la vida, pues::- Mas ay necia! ap.

qué voy á decir, no siendo
posible, que halle la lengua
tan equívocas razones,
que á ellas culpen y á él absuelvan,
siendo así, que es fuerza que
librarle y culparle sienta?

Admet. Habla, sepa yo la causa,
porque tú el castigo sepas.

Clim. Qué he de decirle? Esa mina::Zefir. Rebentó la mina nuestra.

Satir. Como aquesas minas contra
sus ingenieros rebientan.

Clim. Que miras::-

Admet. Qué te acobardas?

Clim. Es la que si yo::- Hay violencia cóno que haya de dar vida ap.

á quien me mata?

Admet. Qué esperas?

prosigue. Clim. Si haré; mas es
tal la causa, que no encuentra
razones con que explicarse.

Admet Qué causa, ó locas ó necias, para igual pasmo pudisteis datla? Flor. Miéntras que suspensa por no decir lo que ha sido, lo que ha de decirte piensa; preguntaselo, señor, á esa horrible, á esa funesta contramina, de ella sabe donde va, y entonces de ella sabrás quien es el amante, que de noche sale y entra en sus Jardines, y quien es la que le dió por señas ser la primera que encuentre, á cuya causa se queda en ellos sola á deshoras, que yo, aunque decirte quiera quien es, no lo sé. Esto es ap. agradecerle la deuda del favor que me ofreció. Digan Clicie, Cintia y Lesbia lo mas que de esto supieren.

Clic. Y añade, que infausta negra
Deidad nocturna es, pues pudo,
para que nadie se atreva
á entrar al Jardia, causar
tempestades y tormentas
la noche que fué sentido,

y el dia, que las dos con ella le vimos, etnas é incendios, de que ahora testigos sean nuestros desmayos. No diga quien es, porque la sospecha de saberlo yo, no cayga sobre mi. Fior. Con que ahora, al verla reconociendo la mina, quizá por valerse de ella, quando no venga su amante::-Clic. Al decir las dos, atentas á tu honor y al de Diana, que mire à lo que se arriesga:-Flor. Llamando à quien nos dé muerte::-Clic. Con alguna mal supuesta causa, que aun fingir no sabe::-Flor. Dice que somos las fieras, que la quitamos la vida. Clic. Y pues la verdad es esta::-Las dos. Mejor será que lo pague la culpa, que la inocencia. Vanse. Clim. Mentis, traidoras, mentis, que el quedarme yo à cautela sola y á deshoras, fué por ver las traiciones vuestras para castigarlas. Zefir. No las culpes: Sátiro, esfuerza sus razones, que una cosa es, que por mi no se sepa el desdoro de una Dama, atendiendo á su decencia; y otra es, que sabido ya, con mi silencio cometa esa especie de traicion. Testigo hago á la suprema Curia, señor, de los Dioses, que á caza por estas breñas al amanecer un dia vi un hombre salir de aquesa sima, y al reconocerle, cubierto de obscuras nieblas, se me desapareció despues de haber oido, muera precipitado á los montes el que á la Deidad suprema se atreve á ofender. Satir. Si á eso va, tambien la noche mesma, que yo sali al terremoto, oi unas voces tremendas,

que iban diciendo: ay hermosa Climene, lo que me cuestas! Clim. Qué esto los Dioses permitan! Apol. Qué esto mi valor consienta! Admet. Oh hija ingrata! esto de tí se ha de decir? Saca un puñal, y Eridano, le detiene. Erid. Considera, que es primera informacion, y no es justo que se crea tan presto. Admet. Ay ! que sobre tantos testigos que la contestan, ha dicho contra ella todo el resto de las Estrellas, que la amenaza de horrible monstruoso dueño; y pues cesa de todo el Reyno la ruina con su muerte, antes que sea sacrificio de Diana, que es lo que la ley ordena, ha de morir á mis manos. Erid. Sin que la verdad se sepa, (y siéndolo, el Sacerdote á Diana se la ofrezca) es injusto. Admet. Pues en tanto que se sabe, á mas estrecha prision de la que ántes tuvo, presa vaya. Todos. Vaya presa. Clim. Oh vulgo infame! ayer fueron libertad las voces vuestras, y hoy son prision? Todos. Presa vaya. Apol. Ninguno llegue à ofenderla: huye, Climene. Clim. No puedo, que el Rio el paso me cerca. Todos. Quién podrá impedirlo? Apol. Yo. Todos. Cómo? Apol. De aquesta manera. Clim. Ay infelice de mi! Llévasela Apolo. Admet. Desesperado con ella al Eridano se arroja. Erid. Los barcos, que en la ribera varados están, al agua echad para socorrerla. Vanse. Todos. Al agua, al agua, Barqueros. Admet. M.jor al fuego dixeran, pues ya del amenazado previsto incendio rebienta el Volcan en mis entrañas, y en mi corazon el Etna.

JOR-

#### JORNADA TERCERA.

Mutacion de selva y montes, y dicen dentro los primeros versos.

Clim. Ay de mi inteliz!

pues yo te llevo en mis hombros, y no es la primera vez, que árbitro del Sol hermoso, si me vé un golfo morir, me vé nacer otro golfo.

Ya en la orilla estás. Clim. En vano en ella el aliento cobro, que fallecido, el aliento me falta: hados rigurosos, para qué salí del agua, si con el ayre me ahogo?

Cae desmayada sobre un peñasco. Apol. Climene, mi bien, mi Cielo? de vital (ay de mí!) solo conserva un gemido, que ni es suspiro ni es sollozo. Quién creerá, divinos Cielos, que eclipsados en sus ojos dos bellos Soles, espire el dia en poder de Apolo? Qué es esto, Jobe? de quándo aca, si pasa el enojo de un Dios del yerro al castigo, pasa del castigo al odio? Tanto (ay infelice!) tanto un noble delito heroyco Pudo ofender las Deidades de todo el Celeste Coro, que no habrá una que por mi interceda, y en socorro de una inocente hermosura, me dé en trance tan penoso siquiera el pequeño alivio de un rústico albergue corto en que ampararla? Dentro Música. Si habrá;

vea en su destierro Apolo, que no es la primera vez, que árbitro del Sol hermoso, si le yé un golfo morir, le vé nacer otro golfo.

Apol. Qué dulces voces son estas,
que no bien distintas oiga,
del ayre en blandos suspiros,
del eco en gemilos roncos?

Por si fué ó no fué ilusion,
á escuchar otra vez torno.

Dentro Almeto y otros.

Todos. Arriba el barco á la orilla.

Admet. Que sin duda en sus contornos tomó puerto el agresor de aquel sacrílego robo.

Apol. Quién duda, que ilusion fué?
puesto que en vez de sonoro
acento, confuso estruendo
de barcas en veloz corso
viene proejando á la orilla:
qué fácilmente entre el gozo
y el pesar, siempre es mas cierto,
que no el alivio, el oprobio!
Dígalo (ay de mí!) el que ya
no dice el eco en mi abono,
que habrá consuelo. Múnica. Sí habrá,

que aun en su destierro á Apolo, si le vé un golfo morir, le vé nacer otro golfo.

Apol. Cómo es posible, si eres, ó tú, fantástico coro, que no veo, y veo que es quien viene remando á bordo, quien dice:: Todos Arriba á la orilla, que sin duda en sus contornos tomó puerto el agresor de aquel sacrilego tobo.

Apol. A quién creeré (ay infelice!) si à un tiempo repiten todos, confundiendo tierra y Cielo::Repiten à un tiempo todos y la Música.
Músic Que aun en su destierro à Apolo::Tedos. Que sin duda en sus contornos::Músic. Si le vé un golfo morir::Tedos. Tomó tierra el agresor::Músic. Le vé nacer otro golfo.
Todos De aquel sacrílego robo.
Apol. Qué he de hacer que si huyo, dexo

empeñado el bien que adoro, y si la llevo conmigo, será ella misma el estorbo, que me embarace la fuga; Apolo y Climene.

y aunque á mí no me dé asombio el morir, el morir ella en mis brazos, es desdoro de mi noble ser : ó tú, que articulando Fabonios, me hablas, de qué modo puedo librarla de tan penoso trance, como es el dexarla ó el llevarla?

Dá vuelta el peñasco, y sale á las espaldas de él Fiton, viejo venerable, vestido de pieles.

Fiton. De este modo Músic. Pues no es la primera vez, que árbitro del Sol hermoso, si le vé un golfo morir, le vé nacer otro golfo.

Apol. Quien eres, à tu, quien eres, que fieramente piadoso, y piadosamente fiero, equivocas oidos y ojos, pues te escucho como hermano, y te miro como monstruo?

Fiton. No me conoces? Apol. Estoy de mí mismo tan remoto, y tan ageno de mi, que aun á mi no me conozco. Quién eres, pues, que has podido hacer que en mitades roto conciba el risco un milagro, para parir un asombro?

Fiton. Soy á quien hoy de Climene la vida importa, en abono de hacer divinos estudios los que hasta aqui fueron doctos. Y supuesto, Apolo, que es ( no admires ver que te nombro, que para mi no hay disfraces) tu peligro mas notorio llevarla ó dexarla, y ya dexarla y llevarla estorbo, ponte tú en salvo, pues yo en salvo á Climene pongo.

Apol. Cómo en salvo? quando es sepulcro suyo ese bronco peñasco, en cuyos umbrales me han de hallar á ver que tomo venganza en mi de su ruina, si es que por rústico ó tosco,

con lágrimas no le muevo, con suspiros no le rompo? Fiton. Mal podrás: y porque veas que solicito, no solo que no la hallen, pero que aun no la busque dispongo; retirate, que ya llegan, porque no te vean tampoco. y al preguntarte por ella, le digas, que yo la escondo, o no sepas qué decirles.

Apol. Tan confuso estoy y absorto, que sin eleccion de que hago bien ó mal, me escondo.

Escondese Apolo, y salen Admeto, Eridano, Sátiro, Zéfiro, Flora, Clicie y Pastores.

Todos. A tierra, á tierra. Admet. No quede espacio, que en lo fragoso nuestro deseo no inquiera peña á peña y tronco á tronco. Satir. Yo seré atalaya, que

desde aquel mas alto escollo descubra el campo. Zefir. Yo el bosque

corra. Vase. Clic. Yo el valle. Flor. Yo el soto. Vanse. Fiton. Ay intelice hermosura! llore el mundo tu malogro. Admer. No huyais.

Fiton. Qué lamentos son aquestos::-

Al paño Apol. Qué es lo que o ygo? este es Fiton. Fiton. Tan infaustos, tan tristes, tan lastimosos, que no en vano, gran señor, el ayre al suspiro es corto? En mi retirado albergue, entregado al blando ocio de mis estudios estaba, quando dos gemidos noto, que el ayre alentaba mudo, y el eco repetia sordo. Del boreal norte l'amado, apénas la orilla toco del sacro Eridano, quando veo, que en su proceloso raudal cortaba la espuma, animado Bucentoro,

un Joven, que á una muger sacar anhelaba en hombros. Por presto que acudir quise á ver si era en su socorro posible hallar medio, un fiero remolino, que en lo undoso rebalsaba las espumas, en vez de corriente, en tornos, los arrebató de suerte, que sumergidos, bien como viva exhalacion de fuego, que cae á apagarse al Ponto, á nunca mas ver la luz, en sus Alcázares hondos los sepultó, y::- Admeto. Cesa, cesa, no lo digas, que dudoso, no sé entre pena y consuelo, si lo aplaudo é si lo lloro. Apol. A qué fin fingió Firon nuestras muertes cauteloso? Admeto. O que mal hizo el que quiso, inútilmente estudioso, tiranizar á los Dioses el dominio, que á ellos solos concedió en futuros hados su deidad siendo forzoso, que el bien 6 el mal pronostique! pues si es el bien, es mas corto esperado; y es el mal, anticipado es lo propio. Digalo yo, y tú lo digas, Fiton, pues fuimos nosotros los que de Climene hicimos el juicio, que prodigioso la ocultó en vano, con que si por padre me congojo on su infausto fin, por Rey me consuelo y me recobro, en que no venga por ella á ser la Patria despojo del rayo Faeton, que envuelta la antevió en fatal destrozo, si arder de incendio en ceniza, volar de ceniza en polvo. Filon, Luego era Climene? Admet. Mas con mis ansias te respondo, que con mis voces. Fiton, Y yo mas con el alma los oygo, que con el sentido; y puesto

que hay en los celestes Coros condicionados decretos, que atropellan imperiosos sus mismos influxos, quando por castigar en nosotros la presuncion de impedirlos, y dexarnos sospechosos, sin dexar de ser severos, compensan un dano en otro; de qué sirven los estudios? de qué los supersticiosos pactos? Y pues de mi juicio avergonzado me corro, iré desde aquí á romper quantos judiciarios tornos estudié, quantos crei Astrolabios, mapas, globos, caracteres y conjuros. No iré, sino à ver si logro que ellos salgan verdaderos, antes que yo mentiroso. Admet. Ya que como Fiton dixo, compensado un daño en otro, quiso el Cielo, que Climene muera al atrevido arrojo de aquel Pastor, siendo de ambos cristalino mauseólo el Eridano, compense yo tambien en alborozo el dolor, y no me quede en su ruina, sino solo el de que, habiendo rompido de Diana Templo y voto, no pueda llevarla á que, en fe de su religioso culto, de su altar el blanco marmol en púrpura rojo se cina; y pues faltó en ella el amenazado enojo del hado, miéntras lo siento yo, celebradlo vosotros, y al agua otra vez. To los. Al agua, Barqueros de estos contornos. Vanse. Fior. No pudo en tan fuerte lance, ya que venimos ansiosos á ver lo que sucedia, sucedernos mas dichoso intortunio. Zefir. Dices bien,

pues

pues muertos los dos, nosotros quedamos libres de que se pueda saber que somos los culpados. Ciic. Ay, qué necios, qué ignorantes, ó qué locos, os persuadis á que sea cierto su naufragio!

Los des. Cómo? Apol. Qué hablarán los tres aleves. que desde aquí no los oygo? Clic. Como (pues no importa ya hable claro con vosocros) el disfrazado Pastor de Admeto, que tan brioso se echó al agua, Apolo es, y no es posible, que Apolo pudiese morir. Zefir. Ahora, si la memoria recorro, me acuerdo que me dixiste, quando le llamaba el tono de tu voz, y á mí por él me hablaste, que de alto solio por tí habia descendido.

Clic. Es verdad, que de su embozo me persuadí á que era yo causa, mintió el amor propio, hasta que vi, que Climene era el objeto amoroso del nuevo disfraz. Z-fir. Pues siendo así, que haya cauteloso su muerte Fiton fingido, discurramos de qué modo lo averiguaremos? Plor. Puesto que es hacernos sospechosos quedarnos de esta otra parte del Eridano nosotros, para salvar la sospecha, embarqué nonos con todos, y volvamos de secreto á inquirir, qué miscerioso engaño es este. Z-fic. B'en dices.

Flora. Vamos pues. Clic. O podrán poco mis zelos, ó tomaré venganza de mis enojos. Vanse.

Sale Apol. Ah fiera! qué mas venganza quieres? y tú, riguroso hado, por mas que reduzcas mi noble ser á penosos trances de humana fortuna,

ansias, desdichas y ahogos, no has de alabarte, á lo ménos. de que mi espíritu heroyco, confesándose vencido, huyó á tus señas el rostro. Y pues Fiton, de sus magias usando, hurtó de mis ojos á Climene, y el afecto de llorar la muerte ignoro, por no poderle seguir sin que me busquen estotros, este risco que la oculta romperé. Dent. Satir. Ay de ti::-Apol. Qué oygo? Sale Satiro. Satir. Misero Satiro. Apol. Pero no me dé el proverbio asombro, pues precipitado miro,

no me dé el proverbio asombro pues precipitado miro, que se lamenta á sí propio otro desdichado: quién eres, ó tú?

Satir. Un simple, un tonto, necio, insensato, menguado, maniático, fátuo, chocho, un pazguato, un majadero, que sin dignidad de loco, zorrero baxel de hueso, se dexa venir á fondo en busca de aquel Pastor, para quien guardé lo bobo, (aunque andaba el asonante haciéndome reconcomios) que abrazado con Climene, por si acaso su amoroso afecto la viese dura, trató de echarla en remojo. Con Admeto pasé el Rio, y por descubrir los cotos del monte, ver por do iba, subi á aquese promontorio; desde donde sin hallarle, miré que se volvian todos; y por no quedarme yo en un montecito solo, donde el Magro Fiton es Ermitaño del demonio, presuroso baxar quiso, y tanto lo presuroso afccté, que fué volando, bien que páxaro de plomo.

Y pues tu, seas quien fueres, me ves brumados los lomos, de una y otra pierna manco, y de entrambos brazos cojo, llévame acuestas siquiera hasta la orilla, que como una vez me embarque::- Pero ap. qué miro : por el Dios Momo, que, asociado del Dios Baco, es mi segundo devoto, que el mismisimo Pastor él por él es. Apol. Y no solo te daré el favor que pides, mas ya que se han ido todos, y tú has quédado, lias de ser, pues al falso testimonio testigo fuiste, testigo tambien al mas fino abono de amor, de lealtad y fe; llega, que has de ver que rompo (para que haya quien al mundo haga mi afecto notorio) este risco, hasta sacar de él el dulce dueño hermoso de la belleza que encierra. Satir. Desde aqui lo veré todo, que mejor se vé de léjos romper riscos, correr toros y tirar cohetes. Apol. Villano, de cerca has de ver que pongo de mi parte quanto me es posible en felice logro de restaurar à Climene. Satir. Pues donde está? Apol. El pavoroso seno de aqueste peñasco la oculta. Satir. Lindo escritorio de guarda joyas. Apol O tú, mineral del mejor oro, concha de la mejor perla, caxa del mejor tesoro, y boton de la mejor flor del Mayo! Satir. El está loco. Apol. O enternécete à mi ruego, ó disponte á ser despojo del fuego que arde en mi pecho. Dent. Fit. Si hara, porque veas, o Apolo::-El y Músic. Que no es la primera vez, que árbitro el Sol hermoso, si te ve un golfo morir,

te vé nacer octo golfo. Múdase el teatro en el de Palacio, y se verá en el à Climene desmay ida sobre un trono.

Apol. Cielos, qué escucho, y qué veo?
Satir. Señores, qué suntroso
Palacio es este, que cupo
en la gaveta de un tronco?
Pero miéntras ella yace
dormida, y él está absorto,
sin acordarse de mí,
que hago yo aquí, que no tomo
mi barco, y voy á contar::El y Músic. Que árbitro del Sol hermoso,
si le vé un golfo motir,

le vé nacer otro golfo? Vase. Apol. Huyó el villano, y tras él no voy, porque fuera ocioso perder de vista un instante la beldad á quien me postro. Climene, mi bien, mi Cielo, ya que hubo quien prodigioso convirtió el monte en Palacio, é hizo de un peñasco un trono, cómo no hay quien restituya á su luz tu Sol hermoso? porque volverte á mis brazos, bien que entre Reales adornos, sin volverte á tus sentidos, es, avaro y generoso, darlo todo y no dar nada; pues nada es verte del modo que te vi, quando afligida dixiste::- Clim. Hados rigurosos, para qué salí del agua, si con el ayre me ahogo? Pero qué es esto que veo! Cielos, qué es esto que miro! donde estoy? mas que me admiro si al verte y al verme, creo, por fin de las ansias mias, 10 que escuché à Clicie bella, quai do dixo, que por ella de alto solio descendias? Y si eres Deidad, que pudo el Eridano romper y excelso Alcázar hacer de un tosco peñasco, dudo cómo eres Deidad que engañas,

á Flora minas fingiendo, músicas á Clicie oyendo, y á mí ilustrando montañas? Apol. Ni á tí ni á Clicie ni á Flora miento, ni finjo ni engaño; hable en Clicie el desengaño con que mis olvidos llora; en Flora hable el que aun ignoro el favor que la ofreci para otro amor, y hable en tá la verdad con que te adoro. Clim. Cómo es posible lo sea, que á Clicie olvides, y á Flora ignores, si aunque yo ahora oculta deidad te crea, me lo contradice el que eres el que se engañó quando por otra me habló, cuyo primer yerro fué consequencia del segundo, pues á Flora me nombrastes á Clicie oiste, y me faltaste á mí, cuyo agravio fundo en tenerlas escondidas donde, oyéndome, pudieron valerse de lo que oyeron, para quedar defendidas de su culpa con la mia; é implica contrariedad, que enganen á una Deidad Jardin, seña, noche y dia? Apol. No implica, pues no fui á quien la seña engañó ni habló á Flora ni á Clicie oyó: muéstralo el ver que tambien eres deidad no pequeña, y creyendo que yo fui, tambien mintieron en tí Jardin, dia noche y seña, y aun al monte, donde no las oeulté, de ti huyeron; con que de lo que te oyeron no tengo la culpa yo.

Clim. La duda se queda en pie:

Apol. Acuerdate que te dixe

la primer vez que te vi,

cono, puesto que no fuiste

tú el que me hablaste y me viste,

fuiste el que yo vi y no hablé?

que no su pe como alli habia entrado. Clim. Ahora me aflige mas la razon de dudar: cómo puede ser, sin ser Dios allá para saber, serlo aquí para admirar? Apol. Como hay causa superior, que me priva de saber, y no me priva de haber quien milite en mi favor. Clim. Eso no entiendo. Apol. Ni yo. Clim. Siempre enigmas para mi? Apol. Soylo yo. Clim. Enigma eres ? Apol. Si. Clim. Pues descifrate. Apol. Eso no. Clim. Por qué? Apol. Porque no lo sé. Clim. Eso ya es tema. Apol. Es violencia. Clim. Es agravio. Apol. Es obediencia, Clim. Pues persuadete. Apol. A qué? Clim. A que, si yo allá sin alvedrio, de ti me dexé llevar, con él no me he de fiar, sin saber de quien me fio: Quien eres he de saber, pues ya es tiempo de hablar claro, ó no he de admitir tu amparo, si supiera trascender, de ti huyendo y mis pesares, por extraños orizontes las entrañas de los montes, los cóncavos de los mares: con tu Palacio, y sin mi te queda, que sola yo::-Apol. Oye, espera. Clim. Iré::-Al ir à entrar Climene, sale Fitore Fiton. Eso no, que no has de salir de aquí. Clim. Hombre o fiera, o lo que eres, que yo en vista tan severa no sé si eres hombre ó fiera, por qué detenerme quieres? es esta nueva prision à que me reduce el hado? Fiton. No es sino nuevo sagrado, que venza tu indignacion: En tu libertad estás, y tanto, que las Estrellas, para que tú triunfes de ellas,

á mi obediencia verás. Dila quien eres, y no dude que hay hados felices, porque si tú no lo dices, habré de decirlo yo. Apol. Quando Jupiter, supremo Dios de Dioses, distribuye el Universo, tomando Cielos para si en que triunte, y dando á Saturno tierras, que fructifique y fecunde, á Pluton centro que habite, y á Neptuno ondas que sulque: yo, por hijo de Latona, en tal cuidado le puse, que fió de mi cuidado del Sol el carro, en quien tuve el Imperio de los rayos, y el Tridente de las luces. Viendo el mundo quanto debe á las primeras vislumbres de mis Auroras, pues no hay mañana, que yo madrugue, que no sea en beneficio suyo; ó ya porque le alumbre, quando de Flegon y Etonte mi voz las coyundas unce: ó ya porque á mi influencia brotan sus frutos mas dulces los campos: ó ya porque haciendo que se dibuxen, todas sus plantas se alinan, todas sus flores se pulen: El mundo pues (otra vez, y otras muchas lo divulgue) observando quanto debe à la regular costumbre de un Astro, que indificiente tan continuamente luce, que para unos se descuella, quando para otros se hunde: varios Templos me labro, pero el mas noble é ilustre, sué el que en la Isla de Délfos a mis estátuas construye; pues estrechando los vientos, y fatigando las cumbres, eran su basa los montes, y su capitel las nubes.

Viendo Jupiter, que quantas Naciones el Orbe incluye, olvidadas de su Olimpo, ya solo en Délfos concurren: envidioso (no, no extrañes que de envidioso le acuse, que no es mucho en Dioses, dados á amorosas inquietudes, si hay lascivia que los aje, que haya envidia que los frustre) envidioso, digo, viendo, que ya no tiene su lumbre ni un cordero que la apague, ni un incienso que la ahume, ardiendo en mis aras tanta degollada muchedumbre de reses, que porque el Templo en púrpura no se inunde, los aromas se la embeben, en cuyos blandos perfumes espiran claveles rojos los que eran lirios azules: trató de tomar venganza, y haciendo que se perturben mares y vientos al fiero ceño de su pesadumbre, mandó á Esterope y á Brontes, que de los rayos que funden en el taller de sus iras, la fábrica le executeu del mas ardiente de quantos para sus violencias unen en la empedernida pasta del alquitran y el azufre, las cóleras del martillo, y las paciencias del yunque. Este pues, culebreando al ayre, que le sacude, de cuyo bramido al trueno no hay mortal que no se asuste, al Templo vibró de Déllos, haciéndole que caduque desde el pedestal mas baxo al mas alto valaustre, en cenizas convertido yace: y viendo que no pude yo en Jupiter de su fuego vengar el fatal deslustre, en sus Ciclopes quebré

14 saña; así, dispuse, penetrando de sus fraguas las oficinas lugúbres, que ambos á mi mano muertos, sus bóbedas los sepulten. Segunda vez ofendido Jupiter de que le injurie en sus ministros, segunda vez irricado reduce al Cónclave de los Dioses el que mi delito juzguen. La Diosa de la Discordia (que son sus solicitudes sembrar zizañas) sembró la de opiniones comunes, en que hubo quien fiscalice, y no faltó quien disculpe. Viendo yo auxiliares votos, que mis pretextos ayuden, me puse en defensa; pero la defensa en que me puse, fué ruina, pues apénas, en vez de que el eco escuche, á fuer de guerra, clarines, xabebas y sacabuches, en articulados truenos, que miedo y horror infunden, la voz se escuchó de Jobe, á cuyo tonante numen, despavorido se esconde, quien no temeroso huye. Pero qué mucho, qué mucho, si extremecida confunde toda su fábrica hermosa ese celestial volumen? Pues mas desenquadernada de su dorada techumbre, los Polos del Cielo gimen, los exes del Orbe crugen. Precipitado á los montes, muera (dixo) quien presume empañar de mi deidad el ménos ardiente lustre. Con que no solo del sacro gobierno me destituye, mas tambien de quantos dotes, ciencias, artes y virtudes hay, que á un espiritu eleven, y que á una Deidad ilustien.

Desterrado pues del quarto Cielo en que brillé, destruye de suerte mi noble ser, que á que viva me reduce humano monstruo: la noche lo diga, que obscura encubre la faz de la tierra, haciendo que por mi ausencia se enluten de negras sombras el ayre, y el mar de negros capuoes. Pues entre la tempestad, que de si me arroja, hube de caer, imaginando que aun los montes no me sufren, sin saber donde, en la sima, que á tus Jardines conduce ageno amor: quien creerá, que equivocando arcaduces, de minas que fueron de agua, minas de fuego resulten? Mas quién no lo creerá, puesto que sin ser quien señas hurte, sendas abra, grutas labre, ni á Clicie ni á Flora busque, ni sepa nada, sea quien lo supo todo, pues supe, que no hay del verte al amarte distancia que no se ajuste desde aquel instante? Clim. No lo digas, no lo pronuncies, que en vez de que el desengaño me alivie, hace que me angustie la memoria de esa noche, pues fué la misma que tuve entre las vagas ideas, que en la prision me consumen, la del despeño del Sol; y viendo que ahora se unen idea y despeño, no sé la razon con que me arguye el temor de imaginar, que la amenaza se cumple de mis hados; pues el fuego que en mi sencido introduces de aquella esperada ruina::-Fiton. No ya el pensarlo te asuste, que yo que antevi el amago, sab é hacer que no execute

el golpe; porque una cosa

C5

#### De Don Pedro Calderon de la Barca.

es que mis ciencias anuncien un favor, y otra cosa es, que mi vanidad procure, que ese futuro no logre lo trágico, que en si influye. Estudiar para saber lo que ha de ser, ya es inútil ciencia para mí: estudiar lo que no ha de ser, incumbe, oponiéndome á los hados, porque de una vez apure, que si pude prevenirlos, tambien atajarlos pude. Esto, y ser Apolo á quien debi las primeras luces, pues sobre su Astrologia no hay arte que no se funde, me obligó, Climene, á hacer, que en las ondas no fluctues, que las arenas te admitan, que los peñascos te oculten, y que creida tu muerte, ni te affijan ni te busquen. Y pues súpiter es fuerza, que desenojado indulte de Apolo el destierro, y vuelva à regir el Sol, no dudes, que esposa una vez de Apolo, su voto el hado regule, y yo quede por Deidad, viendo, que no solo estudie como entender á los hados, mas como á los hados burle. Apol. Permite que á tus pies::-Fiton. Que haces? Apol. Cómo quieres que me excuse, aun de mis rendidas muestras? bien, que hasta ver que concurren tus favores y mis dichas, quando á Climene consulten,

aun no soy dichoso. Clim. Como quieres tu tambien gehusen tuturas felicidades, pasadas ingratitudes?

Fiton. Pues en tanto que el gran Jobe de sus piedades no use en tu perdou, y Climene á tu lado viva y triunfe, yo aqui ocultos á los dos

tendré; porque no os disguste la soledad de los montes, vereis como substituye al Alcázar de Diana el de Venus, en quien suple Cupido quantas delicias Eliseos campos influyen. Y para muestras de que desde luego las disfrute nuestro alborozo, en solemne celebracion, pompa y lustre de vuestras bodas, oid, y ved lo que á ellas dispuse: Driade bella, Deidad de las selvas, Nayade hermosa, beldad de las cumbres, venid á mi voz, atended á mi ruego. Dent. Coro 1. Quien hay que nos llame? Dent. Coro 2. Quien hay que nos busque? Fiton. A las bodas de Apolo y Climene, que un hado divide, y un hado los une, festivas venid, cotos diciendo, que vivan y reynen, que venzan y triunfen. chas, y forman lazos de máscara, y canta la Música.

Salen en dos Coros bombres y mugeres con ha-Todos. A las bodas de Apolo y Climene,

que un hado divide, y un hado los une, festivas venid, á coros diciendo, que vivan y reynen, que venzan ytriunfen. Coro 1. A las bodas de Apolo y Climene,

en fe que los Astros no fuerzan, si influyen, venid repitiendo, á pesar de los Astros, que vivan y reynen, q venzan y triunfen. Coro 2. A las bodas de Apolo y Climene,

trocando prisiones de amargas en dulces, lamente Diana, y Venus celebre, que vivan y reynen, que venzan y triunfen. Apol Qué felicidad ! Clim. Qué dicha ! Fiton Entrad pues, y nada os turbe. Los dos. Qué ha de turbarnos, si vemos, que nuestras dichas divulguen? Apol Por ti venciendo zozobras. Clim Por ti gozando quietudes. Todos. Que vivan y reynen, que venzan y triunfen.

Fiton. Qué agenos de mis motivos, su seguridad presumen! sin saber que van á fin solo de que se consume

10

40

lo que ya dixe una vez. Pues si la hallaran, no dude que con su muerre mintiera mi estudio; y así, que dure quise en mi encanto con dueño, y dueño de quien se arguye, siendo el Sol, que nazca el rayo que abrase, encienda y supere toda Etiopia, por mas que ahora en su favor pronuncie::-

Music. Que viva y que reyne, que venza y que triunfe. Múdase el teatro de Palacio en el de selva y montes, y sale Sátiro.

Satir. Haga, pues de este desierto salir solicito en vano, virtud la fuerza, y ::- Fiton. Villano,

Satir. A caerme muerto de verte. Fiton. Pues como, loco, tan vivo te considero?

Satir. Como siempre que me muero, me muero yo poco á poco; que otra vez que me mori, por ser de prisa, lo erré; y así, me resucité para morirme ahora aquí mas á placer. Fiton. De qué suerte?

Satir. De contento, porque no se diga de mi, que yo soy hombre de mala muerte. Fiton. Como no te partes? quando

todos se van, tú te quedas? Satir. Como entre esas arboledas tardé, con venir volando, porque el barco que dexé en la orilla para mi amarrado, no está allí: Y ya que á morir quedé, para morir mas de espacio, donde mas gusto se esconde,

dime por tú vida, dónde vive por aquí un Palacio? Fiton Palacio por aqui > Satir. Si, por señas de que contiene en si à la hermosa Climene.

Fiton. Tú la viste? Satir. Yo la vi: porque un diablo de un Pastor, que fué el mismo que con ella

al Rio se arrojó, por ella rompió un peñasco. Fiton. Qué error! qué este lo viese y lo sepa! ap. pero yo lo enmendaré. Tú estás loco. Satir. Sino cree, que dentro de un risco quepa un Alcázar, por aquí ha de ser, venga conmigo, verá que verdad le digo.

Fiton. No tan solamente á mí me lo has de decir, villano, pero á ninguno podrás.

Satir. De esa manera te vas? pues no eres mas cortesano que eso? sin respuesta á un hombre como Sátirio se dexa?

Fiton. Presto, Sátiro, á esa queja te satisfará tu nombre, pues Sátiro fuiste y eres, y Sátiro al fin serás, si á otro especie origen das.

Vase. Satir. In Satirum reverteris, solo le faltó decir: mas no he negociado mal, pues me dexa sin señal, con ser diablo. Donde he de ir, que el Palacio no parece, ni el Pastor? y siendo así, que soy niño y solo, y nunca en tal me vi: sobre todo me entorpece: no sé qué sueño he sentido! Hácia allí, sino me engaño, Música. músicas hay: mas qué extraño pasmo el paso ha suspendido ? y no es de vino, que son fuentes quantas llego á oir, y beber agua y dormir, implica contradicion. De los ojos la linterna se apaga, buenos estamos, que veo ramos, mas no ramos que penden ante taberna; con que á tan fuertes porfias rendirme es fuerza.

Abrese el peñasco, y se descubre el fardin, y en él Climene sentada, y Apolo reclinado

junto á ella y Músicos.

Apol. Cantad,

y mis dichas celebrad. Clim. Mejor dixeras las mias. Coro 1. No puede amor hacer mi dicha mayor. Coro 2. Ni mi deseo pasar del bien que poseo. Apol. Por mi, divina Climene, la letra se escribió, pues tan grande mi dicha es, que perégrina, no tiene igual: y así, bien previene decir, que hacerla mejor ::-El y Coro 1. No puede amor. Glim. Aunque me está bien creer tu amante cortesania, si puede, pues lo es la mia, à quien ya no ha de exceder mi ventura, mi placer, mi esperanza ni mi empleo::-Ella y Missic. Ni mi deseo. Apol. Solo pudo ese favor. Music. Hacer mi dicha mayor. Clim. Solo el gozo que en tí veo. Music. Pasar del bien que poseo. Apol. Luego bien digo::-Clim. Bien creo::-Apol. Que en tu agrado::-

ni mi deseo pasar del bien que poseo. Clim. No canteis mas, cesen, cesen vuestros músicos acentos, que como siempre fué el canto atractivo iman del sueño, á él se ha rendido; y porque no perturben su sosiego tan de cerca vuestras voces, venid conmigo, que quiero de aquestos nuevos Jardines gozar los primores bellos: y mas, por si dispertare, le suenen mejor de léjos, y sepa hácia donde estoy, no ceseis, venid diciendo::-Ella y Músic. No puede amor hacer mi dicha mayor,

Clim. Que en tu honor::-

Ellos y Músic. No puede amor

hacer mi dicha mayor,

ni mi deseo pasar del bien que poseo. Vase Climene y la Música, y dice Apolo entre suenos.

Apol. Si puede, pues puede hacer, que su hermosa madre Vénus, á mi ruego conmovida, esté à Jupiter pidiendo, que con la hermosa Climene me vuelva á mi trono excelso.

Aparecen en lo alto en una trameya Iris y Mercurio.

Mercur. Apagada luz de Apolo::-Iris. Oculto explendor de Febo::-Mercur. Atiende á mi canto. Iris. Atiende á mi acento. Los dos, Pues vengo en tu busca en las alas del viento

Apol. Quién de mi sueño interrumpe el apacible sosiego Dispierta. de un bien sonado, en que via casi lo mismo que veo? sino es que alli vi dormido lo que ahora sueño dispierto. Mercur. Atiende á mi canto.

Iris. Atiende à mi acento. Los dos. Pues vengo por ti en las alas del viento.

Apol. O tú, bella Embanatriz de la Diosas, ó tú, bello Nuncio de los Dioses, Iris Divina, Mercurio excelso, esto es verdad?

Los dos. Si. Apol. No es ilusion? Los dos. No. Apol. Pues que es esto? Mercur. Atiende à mi voz. Iris. Atiende á mi acento. Los dos. Pues vengo por ti en las alas del viento.

Mercur. La hermosa madre de Amor. encernecida á tus ruegos::-Iris. La castisima Diana, quejosa de tus desprecios::-Mercur. Con Jupiter ha alcanzado el perdon de tu destierro.

Iris. Mas no el de Climene, que quebró el voto y violó el Templo.

Mercur.

Mercur, Y así, conmigo te enviz el indulto de tu yerro. Iris Y conmigo el ceño, que merece su atrevimiento.

Mercur. Con calidad pues, que vuelvas tú solo al dorado asiento.

Iris. Y quede Climene á ser de sus víctimas trofeo.

Los des. Pues vengo por ti

Mercur. Sube conmigo en las alas, que te da mi Caduceo,

Iris. Ven conmigo sobre el Iris,
Arco de Paz, que te ofrezco.

Mercur. Y para que no dudoso::Iris. Y para que no suspenso::Mercur. De tí el amor te enagene::Iris. De tí te prive el afecto::Mercur. Atiende á mi canto.

Iris. Atiende á mi acento.

en las alas del viento.

Apol. Crueles piadosos Nuncios,
del bien y del mal, pues á un tiempo
árbitros suyos traeis
juntos gozo y sentimiento:
que responderos no sé,
porque dudo al responderos,
qual pesa mas, la ventura
que gano, ó el bien que pierdo;
y así, os ruego que troqueis
los dos contrarios extremos:
traes tú el perdon, sea á Climene;
traes tú el riesgo, sea á mí el riesgo,
no tendré que discurrir
en la eleccion.

Los dos. Mal podremos
el decreto interpretar.

Iris Y pues es este el decreto::
Mercur. Atiende á mi voz.

Iris. Atiende á mi acento.

Los dos. Pues vengo por tí

en las alas del viento.

Apol. Qué he de hacer, Dioses? dexar
de ser Planeta supremo
en el Cielo, por ser solo
un pobre Pastor de Admeto
en la tierra, es tiranía
usada conmigo; pero
dexar á Climene, no es

tambien dexar otro Cielo, y otro Sol, y con doblada tiranía? sí, supuesto, que aquella es contra mí, y esta contra ella y contra mí mesmo.

Mercur. Qué resuelves? Iris. Qué respondes?

Apol. Que os vais en paz, que mas quiero dexar de ser Astro noble, que dexar de ser atento y fino amante. Climene, mi bien, mi gloria, mi cielo, cómo me has dexado solo la eternidad de un momento? bella Climene?

Clim. Qué quieres?

Apol. Quiero que veas que quiero: Mercurio y Iris me llaman á mi alto solio, trayendo de Jupiter el perdon partido entre Diana y Vénus: con calidad, que sin tí vuelva, me vuelve el Imperio de la luz; y así, he querido llamarte á que veas, que aprecio mas la lumbre de tus ojos, que no la del Firmamento. Volved pues los dos, y al alto Jupiter decid ::- Clim. Primero que te resuelvas, escucha: que te estimo como á dueño, que te adoro como á amante, que como á esposo te quiero, Amor lo sabe, y Amor sabe tambien, que este ruego, bien á pesar del cariño, le dicta el cariño mesmo. Ménos importa, que yo muera de mis sentimientos, que no, Apolo, que tú vivas desterrado de tu centro, en fe de que tú gozoso ilustres campos de Cielos; páramos de montes yo alegre viviré, viendo al amanecer tus rayos, que como me digan ellos, que tú triunfas::- Apol. Ay Climene !

que ese género de afecto ruega uno, y manda otro; pues à contrario argumento, es que me quede mandato, lo que es que me vaya ruego. Volved digo, alados Nuncios, sin mi, y decid, que mas quiero ::-Clim. Volved, pero no sin él, y decid, que mas aprecio::-401. Yo su beldad: - Clim. Yo su lustre: -Apol. Yo su amor: - Glim. Yo su trofeo:apol. Que mi explendor. Clim. Que mi dicha. Mercur. Tratad pues de resolveros, que vuelven barcos al monte. bis. Y para que sea mas presto::-Los dos. Atiende à mi voz, atiende à mi acento. Dent. Clic. A tierra, a tierra, Barquere, que alli á Climene y á Apolo à le large he descubierto. Dent. Admet. Arriba, arriba, ya que a verme con Fiton vuelvo. Clim. Qué voces son estas? Apol. Mal Sale Fiton. las distingo. Riton, Extraño empeño! Los des. Fiton, que es eso? biton. Que Flora, Zéfiro y Clicie aquí han vuelto, y como fuera salisteis del Palacio en que yo os tengo, os han visto: con que ya, aunque vo ocultaros puedo, no puedo hacer, que no sepa que os oculto. Los des. Quien ? Fiten. Admeto, que tambien en busca mia Viene, no sé con que intento: mirad pues, qué hemos de hacer? Clim. Aquí solo hay un remedio. Apol. Qué es ? Clim. Que pues desenojado Jupiter, te da tu Imperio, y con él te restituye Deidad, luz, poder é ingenio, aceptes la condicion de dexarme á mí, supuesto, que desde el Cielo podrás, sin hacer desayre à Venus,

desenojar à Diana á costa de un rendimiento, y favorecerme á mí, pues mirigado su ceño, podré parecer segura. Apol. Si, mas mientras yo lo intento, he de dexarte al peligro? Fiton. Como hallasemos un medio para que Admeto no sepa que vive, yo te prometo tenerla oculta entre tanto. Apol Pues eso yo te lo ofrezco. Clim. Cómo? Apol. Si los tres te han visto, à los tres desvaneciendo de suerte, que no lo digan, ya que usar de poder puedo, castigando de camino de los tres el fingimiento. Fiton. Pues qué esperas? Clim. Pues qué aguardas? Apol. Que sepas tu, si me ausento, que es por conveniencia tuya y no mia. Clim. Así lo creo. Apol. Pues retirate, Climene, á los Palacios, que dentro te aseguran miéntras yo á mi Esfera subo, enmedio de Iris y Mercurio, Sube à la tramoya. Iris y Mercur. Utanos contigo, diciendo iremos::-Cantan. Que log o su voz, que logió su acento, quien vino à buscarte en las alas del viento. Desaparece. Clim. Yo, Fiton, en confianza. tuva, á tu eucanto me vuelvo. Firon. Pues sea presco, que ya llegan. Vase Climene , y salen Admeto , Clicie , Flora, Zefiro, y Satiro se queda al paño. Sdir. Desde aqui veté encubierto, qué nuevas voces son estas. Admet. Fixon, en tu busca vengo, con deseo de saber, que Pastor era extrangero aquel, que se despeñó con Climene, por si puedo investigar de sus hados el

el último influxo. Clic. Eso
no á Firon se lo preguntes,
que él no lo dirá, supuesto,
que cómplice en sus traiciones
es, sino á mí, que mis zelos,
mejor que él te lo dirán.
El Pastor era::- mas, Cielos,
quién me ha embargado, no solo
las voces, mas los alientos?
El Pastor (no puedo hablar!)
era::- Admet. Prosigue.

Clic. No puedo
ni aun respirar. Zefir. Quando á ella
la hayan mudado de afecto
sus zelos ó su amor, yo
lo diré, pues no los tengo:
El Pastor::- mas ay de mí!
que yo tambien enmudezco
al ir á decir su nombre.

Flor. Si á él le turba tu respeto, y á ella la trucca su amor, yo te lo diré mas cierto:

El Pastor::- mas qué temblor en viva estátua de yelo me ha convertido? Admet. Prosigue.

Flor. No es posible, porque á un tiempo en animado volcan de fuego y nieve ardo y tiemblo.

Admet. Qué es esto, Clicie?

Clic. No sé.

Admet. Flora, qué es esto?

Flor. Yo ménos.

Admet. Zesiro, qué es esto? Zesir. Mal
lo diré.

Sale Sátiro vestido de Sátiro. Satir. Hable yo por ellos: csto es, señor::
Admet. Qué terrible

monstruo tan extraño y nuevo
es este, Fiton? Satir. Yo monstruo?

Admet. Hoy todo el monte es portento:
qué es esto, Cielos?

Clic. Qué á Clicie
han convertido sus zelos
en pagiza flor del Sol,
que vá sus rayos siguiendo.

Desaparece Clicie convertida en flor.

Zefir. Zéfiro, amante de Flora,
se ha desvanecido en viento.

Flor. Flora, de Zenro amante, vivirá de sus alientos.

Buelan los dos.

Satir. Y Sátiro quedará mas Satiro, que primero. Admet. Pues los prodigios lo callan, dime tú, Fiton, qué es esto? Fiton. Esto es salirse los hados con sus influxos severos, y yo con mis ciencias, pues á pesar de humanos medios, habemos ellos y yo de salirnos verdaderos en tus amenazas. Admet. Como, muerta ya Climene? Fiton. Eso dirá en la segunda Parte el infausto nacimiento de Faeton, hijo de Apolo. Satir. Si a esta perdonais los yerros, por la novedad siquiera,

Dama y Galan dividiendo,

de acabar ella en divorcio,

quando otras en casamiento.

# FIN.

Con Licencia: En Valencia, en la Imprenta de la Viuda de Joseph de Orga, Calle de la Cruz Nueva, junto al Real Colegio del Señor Patriarca, en donde se hallará esta y otras de diferentes Títulos. Año 1767.